## LASEÑORITAMAL CRIADA. [4]

Comedia Moral, en tres Actos.

## POR DON TOMAS DE IRIARTE.

PERSONAS.

D. Pepita (Señorita.)

D. Gonzalo (su padre) hombre mayor; pero alegre, distrahido, y abandonado.

D. Ambrosia (amiga, vecina y compañera de D. Pepita: viuda jóven.)

D. Clara (hermana de D. Gonzalo): Señora de carácter sério.

D. Engenio (Caballero de apreciables circunstancias: amigo de D. Gonzalo).

La Escena es en una casa de campo muy cercana á Madrid.

La accion empieza por la mañana temprano, y concluye ántes de medio-dia.

ACTO PRIMERO.

En su mulaar, abur.

El teatro representa una parte de jardin, con vista de una casa que tiene salida á él por el frente, y á los lados varias valles de árboles.

escena i. Al levantarse el telon aparecen en el foro algunas parejas de majos y majas baylando seguidillas, que
cantará otro de la quadrilla, con la
guitarra. Entretanto el tio Pedro va
colocando en fila á un lado algunas sillas que le van trayendo; y de quando en
quando mira con ceño á los baylarines.
Bartolo en el lado opuesto riega el suelo, mirando á ratos el bayle con ojos de
alegria. Antes de acabarse la primera
seguidilla, el tio Pedro hace parar la
guitarra; y dice á Bartolo con enfado.
Ped. Qué sirve regar ahí,

si ellos por aca levantan mas polvareda que un hato de carneros? Camaraas, á los majos. con la música a otra parte.

Majo 1. A bien que la tierra es ancha. Maja 1. Si faltará donde armar

balye, habiendo buenas ganas?
Majo 2. A elantre. Calla Curra:
aqui no hay que echar bravatas;
que estamos en casa ajena:

Maja 1. Pues ya: cáa gallo canta

y vienen à celebrarlas

ElMarq.de Fontecalda(viajante charlat.)

D. Carlos (sobrino de D. Ambrosia.)

El tio Pedro (mayordomo de la casa de campo de D. Gonzalo: hombre rústico; pero de buena razon.)

Bartolo (hortelano de la misma casa: pa-

D. Basilio (marido de D. Clara.)

yo malicioso.)

Majos, y majas.

Ano, y concluye ántes de medio-dia.
En su mulaar, abur. (tan: Maja 2. Qué hombres éstos! Y lo aguanque nos lo venga á icir de la calle de la Palma. al de la guit.
Majo 1. Estamos del otro lao.

Copete! toca la marcha.

Armas al hombro. á la quadrilla.

A mas ver. al tio Pedro.

Los majos toman las capas y sombreros que están en el suelo, y se van todos gritando al son de la guitarra: Jí, jí, jí, jí, fí.

ESCENA II. El tio Pedro y Bartolo.

Ped. Qué algazara! con nucha flema.

Oyes Bartolo? Bart. Bien oigo. Ped. Llegate acá. Bart. Vaya en gracia. Ped. Di. Bart. Diré. Ped. Soi, ó no soi

mayordomo de esta casa?

Bart. De la casa, del jardin,
de la huerta, de la quadra,
del gallinero, y de too

lo que cogen estas tapias.

Ped. Ya sabes quien soi. Bart. Usted?

Ped. Sí, yo: mirame á la cara.

Bart. Es usté Pedro Fernandez.

Ped. Pues Pedro Fernandez manda con que sin su licencia no entren (enojo. aqui majas, ni guitarras.

Bart. Y bastará la licencia con sorna. de la Señorita? Ped. Basta.

Bart. Pues con su licencia entraron

contain amAm waring out Aas

Las guitarras, y las majas. Ped. Truxeron orden? Bart. Truxeron. Ped. Ah! Siendo así, vaya. Bart. Vaya. Ped. Pues à cuidar de la huerta. Bart. Por hoi ya está bien cuidáa. Ped. En oliendo que hai juncion, holgueta. Bart. Ya eso es de tabla.

Y tengo puesta la ropa del dia de fiesta: guarda! Hoi que el amo Don Gonzalo vendrá con tantas maamas y tantos señores... Toma! Poquita será la zambra! Una olla están puniendo que es mayor que una tenaja. Pues aunque hubiera una boda.

Ped. Hombre, puée ser que la hayga. Bart. Calle, calle! es hoi tio Pedro?

Ped. No igo que hoi ni mañana; pero como la Pepita burla-burlando ya pasa de los veinte y ... Bart. Sí: la fruta pesa ya un poco en la rama. Patron: digo (acá enter-nos) baxand.la

no es verdá usté que nuestra ama.. (voz Ped. Si... Bart. La Señorita... Ped. Estoi. Bar. Parece... Ped. Qué? B. Una muchacha. Ped. Ya. Bart. Un si es no es... Ped. Bien.

Bart. No igamos

loca; pero.... alborotáa. (tona Ped. Alegre? Bart. Pues. Ped. Corren-Ella? Bart. Cabal. Ped. Asien chanza?

Bart. Y de veras. Ped. Algun rato? Bart. No: siempre. Ped. Bartolo, calla: vamos con tiento; que al fin son amos; y por mas claras que se estén viendo las cosas, siempre es güeno... Bart. Echar la capa: Ya lo entiendo. Ped. Las verdies, como ixo el otro, amargan; y aunque le de gana à un hombre de escupirlas, nó: tragarlas.

Bart. Pero la culpa es de aquella Doña Ambrosia. Ya, ya es maula, eon achaque de amista gobierna toa la casa; al padre, á la Señorita, á los criaos... Lo paga too por su mesma mano;

y ya vé usté que quien anda con la miel... Ped. Quiées callar? Bart. Ea! pues no he icho náa. Ped. No ices náa; y parece que te caes, y te agarras.

Bart. El que hoi vendrá tambien es aquel Marqués faramalla que ha corrido tantas tierras... Válgame Dios! lo que parla! La pronuncia es de Español; pero qué se yo como habla que la metá no le entiendo... Lengua como chapurráa...

Ped. Términos que alla deprenden por Francia, ó por Alimaña. Bart. Y diz que á la Señorita la tiene medio embobáa; y que si consiente el padre...

Ped. Dale bola! Bart. Yo, en sustancia, lo que oigo es que la quiere.

Y que? Ped. Pues su alma en su palma. Bart. Seguro. Ped. A ti que te importa! Bart. Náa: y á usté? Ped. Ménos. B. Pata. Ello es que habrá mucha gente.

Ped. Pero de dónde lo sacas? Bart. Xa le igo a usté: la olla es aquello que se llama una olla; y por lo mesmo echaba la cuenta larga.

Ped. Yo la echo corta. Mia ta qué pronto que está ajustãa. El amo, y la hija... Bart. Dos.

Ped. La viuda... Bart. Tres, (no hará falta.) Ped. El Marqués, y Don Ugenio... Bart. Ya van cinco, Ped. Doña Clara, seis... Bart. Quien? La hermana del amo.

Ped. La propia. (Aquella es mui guapa!) su marido Don Basilio...

Son siete... y aqui se acaba. Bart. Con que Dona Clara? hai cosa! No ician que esa hermana y ese euñao del amo ha tantos tiempos que estaban renios con él? Ped. Renios; y cáa uno en su casa sur verse ni oirse. Bart. Y vienes hoi en amor y compaña?

Ped. Ya hangüelto á las amistáes; y vienen á celebrarlas

aqui

aquí. Bart. Por eso es la fiesta. Con que ello es ...? Ped. Lo que sonsahombre! Tan pregunton eres, tan curioso, que le arrancas á un hombre poquito à poco quanto tiene en las entrañas... Y al cabo murmuracion. Bart. Platicar de lo que pasa. Pues aquí qué mormuramos? Ped. Mucho, y en pocas palabras. Que la viuda Doña Ambrosia es la que too lo manda; que la Pepita es alegre de cascos y algo atronaa; que el Marqués es un tunante, y que anda tras de pescarla...

Bart. Pero tambien ya usté vé que del amo que nos paga, (aunque él tiene allá sus cosas, porque es mui de bulla, y anda divertio como un mozo) no hemos dicho... Ped. Eso faltaba.

Bart. Tampoco del Don Basilio, mario de Doña Clara. De ella, ni de Don Ugenio hemos dicho cosa mala.

Ped. Qué has de icir, si ellos dos son güenos, y ella una santa señora? ... Así jueran toas!

Suena adentro la guitarra, los majos como que atraviesan por detras de la casa. Bart. Pues digo: los de la danza!

dende temprano la toman. Ped. Ya verás como se cansan antes que encomience el bayle las piernas y las gargantas. Ola! pues ya está aqui el amo.

ESCENA III. D. Gonzalo de Cazador. El tio Pedro y Bartolo, que van á recibir á su amo.

Ped. Oh, señor! tan de mañana, y á pie? Gonz. De Madrid aqui es tan corta la distancia, que he venido paseando.

Entrega la escopeta al tio Pedro, y á Bartolo dos ó tres paxarillos.

Toma: mira qué gran caza! Bart. Ni aun paxaros hay ogaño. Gonz. sentandose y limpiandose el sudor. Parece que está la casa divertida, y me reciben inda con música: esto me agrada.

Ped. Al fin, nuestro amo, usté tiene un genio, una buena pasta que se divierte con tóo.

Gonz. El mismo soi, á Dios gracias, hoi, que el que era á los veinte años. Hai envidiosos que rabian de verme siempre de fiesta; pero de aqui no me sacan: buen humor, y buena vida. No, sino que me tomara cuidados y pesadumbres, teniendo renta sobrada para reirme de todos.

Bart. Pardiez que si! Ped. Buena gana! Gonz. A fé que ya no soi niño; (si no, digalo la calva; ) y sin embargo, en Madrid todos esos tarambanas pisaverdes, que parecen contentos como una pasqua, no se divierten ni el diezmo de lo que yo. Ped. Pues bien hayga su alma de usté! Gonz. Todo el año vivo como un Patriarca. Que haya guerra, que haya paz, buena cosecha, ó escasa; que uno diga que las cosas van bien, y otro rematadas; que se escriban papelotes, que se tiren de las barbas; yo, adelante: divertirme: y lo demás patarata. Donde hai gente, allí estoi yo clavado como una estaca. Voi lo mismo á una comedia que á ver á una encorozada. Viene algun Predicador famoso: no se me escapa. Que hai opera nueva: á verla; una boda; á presenciarla; un gigante, un avechucho, un monstruo à tanto la entrada, volatines, nacimientos, sombras Chinas, y otras farsas: el primerito. En el Prado

mi silla por temporada:

La Señorita mal criada.

si hai concurso en el Café, alli fixo como el alba; y finalmente en la Puerta del Sol, mi esquina arrendada. Las tertulias?... Así, así. señalando con Fiestas de campo?...como agua(los ded. academias?... mas que hubiera! comilitonas?... no es nada! nunca deshago partido. Que hai juego: tomo las cartas; que van à baylar: minué, seguidillas, contradanza; y á poco que me lo rueguen bailo tambien la guaracha. Así vivo, así me huelgo; y todos a una voz claman: Si no hai otro Don Gonzalo! Oué humor tiene! Es una alhaja.

Ped. Mui bien va todo eso: pero...

El cuidáo de la casa...

El gobierno... Gonz. Cabalmente eso es lo que no me causa inquietud: mi casa está grandemente gobernada.

Mire, tio Pedro: soi viudo...

Ped. Por esta semana santa se cumplieron... quántos años?
Diez... de la muerte de mi ama.
Dios la haya dao su gloria:
y ha hecho bastante falta.

Gonz. Vamos al caso: estoi viudo: mi caudal, puesto á ganancias con toda seguridad. Mando que en mi casa no haya miserias ni economías...

Bart. El que lo tiene lo gasta.
Gonz. Que Pepita se divierta
quanto la diere la gana;
que bayle, que represente,
que juegue, que entre, y que salgat
que aprenda trato de mundo
en una tertulia diaria;
y se porte como todas
las que en Madrid hacen raya.

P ed. Y qué tal? la Señorita se va dando buena maña á aprender eso? Gonz. Es un pasmo: t odas las gentes la alaban; t odo el pueblo la conoce; y por conseguir entrada
en mi casa, hai mil empeños.

Ped. Y eso, habiendo puerta francas
qué fuera si sus mercées
la tuvieran atrancáa?
Pero, señor, yo icia...
(Perdone usté...) Con mi mala
desplicacion, yo acá drento
me entiendo las cosas. Gonz. Vaya:
expliquese como quiera.

Ped. Digo que si yo me hallara con una chica sin madre, y en la edá que acá se llama el tiempo de la vendimia, quando me desapartara de su lao ní un menuto...
(Y mas con lo adelantáa que esté hoi diá la malicia...)

Bart. Y en Madril? (digo) donde andan tantos de los pitimetres Osías á la que salta!

Ped. Porque (mire usté) en mi Pueblo habia una moza hidalga, que toos gustaban de ella, porque era como una plata, (hija de viudo tambien;) y solo porque se andaba suelta, sin padre, ni naide, toicos la requebraban; pero casarse, nenguno.

Y hoy está llena de canas, triste, y sin mas compañía que la rueca. Y cómo rabia quando la llaman doncella!

Bart. Ya la conozco: la beata;
la que va siempre á encender
la lámpara de Santa Ana.

Ped. Ni sirve páa otra cosa,

Gonz. Diréis dos mil patochadas.

Mirad: no estais en los puntos
de crianza cortesana.

En las aldéas las mozas
recogidas y aplicadas,
las que mas baxan los ojos,
son las que mas bien se casan.

Acá va por otra regla:
en no habiendo buena labia,
desparpajo, garabato,
compostura un poco extraña:

no bailando unas boleras, no cantando una tirana con su ai! y no frequentando las concurrencias de fama para darse à conocer, perdidas; no pasa una alma. Ped. Yá. Lo que es el no entendello! Bart. En cáa tierra su usanza. Gonz. Y despues quién os ha dicho que vo permito que salga sola mi chica? No voi cargado con la arracada de la hija á todas partes, que eso fuera extravagancia ridícula, y ser yo esclavo; pero siempre la acompaña mi señora Doña Ambrosia, que aunque moza, es una dama de juicio y talento, viuda, y de muchas circunstancias. Para mí es grande alivio. Ped. Y páa ella sera ganga. Ganz. Por qué? Ped. Porque tiene mesa, y diversiones baratas, y coche páa mecersé Too el dia. Nos contaba el cochero la otra tarde que las mulas no descansan ni paa tomar el pienso. Gonz. Quién da credito á canallas? Bart. Si mormuran sin conciencia... tiran-Y hai hombres que no reparan (do de la que al fin los amos son amos; (mang. al y las verdaes... se tragan. (tio Pedro. Ped. Creo que la Doña Ambrosia no está mui acomodaa desque la faltó el marido. El era hombre de importancia? Gonz. Si: fue un rico negociante; pero tuvo la desgracia de que un trapalon malvado le engañó con artimañas, y le empeñó en un proyecto. que se volvió sal y agua. Le estafó gran cantidad; y huyendo fuera de España, le dexó casi arruinado,

el buen hombre, que tomaba

las cosas a pechos, tuvo

pesadumbre, que murió aquella misma semana. Ped. Vaya usté viendo! Y esotro que se escapó, dónde pára? Gonz. Un tal Don Carlos, sobrino del difunto, es el que hoi anda en busca del gran bribon allá por Flandes y Francia y al cabo, segun avisa, como hai pocas esperanzas de dar con él, debe ya volver mui pronto. Heredaba parte del caudal del tio, y quedaba destinada otra parte á Doña Ambrosia; pero se perdieron ambas. Quatro años habrá que vino á vivir junto á mi casa la viuda, mui pocos dias despues que rinó mi hermana conmigo. La visité la el padra como á una vecina honrada: cobró cariño á mi hija; y la chica se lo paga: se tutéan, y tan solo para dormir se separan. Ellas contentas, y yo en una paz Octaviana. Alla gobiernan las cosas domésticas necesarias, pago, sin exâminar mecánicas que me matan; y Dios me ha venido á ver. Me cuidan; nada me falta; y en mi casa envian todos la tristeza enhoramala. No es una fortuna? Ped. Ya. Pero, señor, mi matanza es si, endilgando las cosas del moo que usté relata, encuentra la Señorita un novio como Dios manda. Gonz. Qué pregunta! Ped. No lo igo sino porque malegrara que tuviera una fortuna como una Reina de España. En lo emás no me quiero meter onde no me llaman.

de verse en tal lance tanta

Gonz. Novios hallará de sobra. Ped. Pues lo celebro en el alma; y mas, si es aquel señor Don Ugenio, que quando habla, se conoce de contao que es leido, y tiene traza de ser caballero en forma y hombre de bien, porque él trata con guen aquel á los probes, y es garboso... Gonz. Callad: pára algun coche? Bart. Pues que sí. Gonz. Eh! mudaos; que ya basta levande conversacion. Tened (tandose. las cosas bien arregladas para el almuerzo. Quién viene? Adelantandose ácia la puerta de la casa á recibir á los que llegan. Ped. D. Ugenio, y D. Clara, mirando Bart. El otro será el mario. (ácia el foro. Ped. El marido es. Vamos: marcha. enoja. Bart. Yo, por oir cosas que uno no sabe, de güena gana me queara aqui á un laito. Ped. Mira... Si agarro una tranca... Bart. Pues yo no me he de quear sin ver too lo que pasa. El tio Pedro se vá, llevándose á Bartole, que vuelve la cara á mirar á los que acaban de llegar. D. Gonzalo viene con D. Clara, D. Basilio, D. Eugenio, que salen de campo. ESCENA IV. D. Basilio, D. Gonzalo, D. Clara, con quitasol en la mano, D. Eugenio. Gonz. Bien venidos, caballeros. Mucho madrugas, hermana. Eug. En todo es esta señora mui puntual. Clar. Las ocho dadas. Mirando su relox. Bas. A esta horanos citaron.

Clar. Pues no serán tan exactas dexando D. Ambrosia y mi sobrina. (el quitasol Gonz. No: todavía no tardan. (sobre una Clar. Si no las han acabado ciertos vestidos de majas que vienen hoi à lucir aquí, no estarán de gracia; y dexarán la funcion, al ma of sa si falta esta circunstaneia.

Eug. La plausible de este dia que tanto gozo nos causa, señor Don Gonzalo, amigo, es la de ver sepultada la discordia que, entre hermanos, ya demasiado duraba. Yo, yo he sido el medianero de la renovada alianza que felizmente nos une hoi en esta amena estancia; y no solo participo de alegria tan colmada, sino que, ufano, blasono de que acerté à procurarla. Bas. No sabes, hermano mio, quan repetidas instancias ha costado á Don Eugenio el reducir á tu hermana á que, habiéndose extrañado quatro años ha de tu casa por motivos que no ignoras, haya vuelto á frequentarla. Estos se llaman oficios de buen amigo. Gonz. Y yo estaba mui pronto á reconciliarme siempre; porque (en dos palabras) el autor del rompimiento no he sido yo, sino Clara. Clar. Es cierto, hermano: yo he sido la autora; mas tú, la causa. Atiendeme. Nuestros genios siempre han estado en batalla. Tu, descuidado, indolente, distrahido, haciendo gala de vida alegre y ociosa, que á tu edad ya no se adapta, ó no conoces, ú olvidas las estrechas, las sagradas obligaciones de padre. Bien lo prueba la enseñanza que te merece una hija, eu quien alabas por gracias lo que se llama descoco entre la gente sensata. Así eres tú. Yo, aunque dicen peco de Española rancia, por el pundonor gradúo el mérito de las damas por el juicio, discrecion,

cortesania y constancia. Reconvine á mi sobrina con la mayor eficacia; pero mis exhortaciones, lejos de ser apreciadas, me conciliaron un odio que tú no desaprobabas. Llegué à pasar por la tia Mas impertinente y rara. Te lo expuse : no hubo enmienda: clamé: nada aprovechaba. Insultaronme por fin; faltóme la tolerancia; y no pudiendo evitar la franqueza inmoderada que en tu casa permitias, resolví no autorizarla; me retiré; y he logrado no tener parte en la fama que va cobrando Pepita. (Oxalá no fuera tanta!)

Gonz. Pues tener fama es mui bueno. Clar. Quando la fama no es mala.
Gonz. Con que pretendeis reforma?

Eug. Y debemos esperarla del exemplo y los prudentes consejos de Doña Clara, que olvidando desde ayer las disensiones pasadas, vuelve á ver á su sobrina, á ser su amiga y su guarda. Bien reconoce que en ella no son nativas las faltas; que todas son adquiridas, y ya casi involuntarias; y que caprichos, errores, vivezas, extravagancias por hábito se contraen, no por indole viciada. Su hija de usted, Don Gonzalo, tiene unas potencias claras, un corazon mui benigno; y con estas dos ventajas corregirá lo demas corregirá lo demas quien tenga paciencia y maña. Yo me aplico á tal empresa; y si pudiese lograrla, pienso que la Señorita desde luego asegurára

su dicha, y la del esposo que deseara con ansia, un su de desert mas que amar y ser amado, poder estimar le que ama. No tengo dominio alguno en su hija de usted : mis armas no son la reconvencion, el precepto la amenaza; sí la advertencia oportuna y la persuasion mas blanda. Debemos ser indulgentes con las flaquezas humanas; compadecer y guiar al que sigue senda errada. Gonz. Obra de misericordia. Pero usted porqué se afana? Eug. Por su bien... y por el mio. Gonz. Expliquémonos en plata, y sin rodéos: á usted le hace fuerza la muchacha; pero antes de pretenderla quisiera verla enmendada de esas faltillas, que solo mi hermana y usted reparan. No es esto? Clar. Como hombre cuerdo, hace bien en repararlas. Y no me dirás, Gonzalo, qué mejor suerte preparas a mi sobrina? Ya tienes experiencias reiteradas de la amistad, de las prendas de D. Eugenio. Gonz. Negarlas fuera injusticia; y le debo finezas extraordinarias. Mira: yo soy un perdido, que en dos dias malgastara mi caudal: le tengo en manos del señor, puesto á ganancias; y parte liberalmente conmigo quantas ventajas le produce en Cataluña la fabrica celebrada de que es dueño. Cobro limpia mi renta de polvo y paja y tengo mi capital asegurado. Esta gracia merece que en quanto penda de mi arbitrio le complazca. Clar. Y si aspira á ser tu yerno?

Gonz.

La Señorita mal criada.

Gonz. Desde ahora le doi amplia licencia y mi bendicion. Pero resta ver si agrada esta eleccion á la chica; porque eso de violentarla vo la voluntad, es cuento. Ella dice que la cansan las serias moralidades con que el amigo declama, y que, en vez de oir requiebros, no oye mas que repasatas. Luego, como la pretende el Marqués de Fontecalda: y ella se afirma en que es ésta la boda que mas la quadra, yo qué he de hacer? Clar. Esa boda... Gonz. Que tiene? Clar. Es disparatada. Gonz. Pero el Marqués es un mozo... Clar. A quien no conoces. Gonz. Basta para conocerle ver como se porta, como habla, su buen modo, su instruccion... Clar. La tiene en todo y en nada. Gonz. Ha corrido Cortes... Clor. Muchas; pero sin provecho. Gonz. Hermana! Bas. Los que viajan deseando ser útiles á su patria, observan mas y hablan menos que el Marqués; pero gran charla, no profundizar las cosas, decidir con arrogancia, y hacer un cruel estrago en la lengua Castellana, es todo el fruto que logran esos que tan solo viajan para decir que han viajado; y que en mui pocas semanas, corriendo la posta adquieren los principios que les faltan. Gonz. Yo se que es noble el Marqués, se que nació por extrañas casualidades en Cádiz, y se ha criado en España;

mas su familia, sus rentas y titulo son de Italia. Bas. Te ha mostrado documentos? Gonz. Algunos; y otros se aguardan

antes de efectuar la boda. Bas. Luego la tienes tratada? Gonz. Y tan de veras, que ya he soltado mi palabra. Clar. Inconsideradamente. Gonz. Sea; pero está empeñada: y sobre todo, la chica lo quiere: allá se las haya. Clar. La conformidad alabo. Gonz. Doña Ambrosia me la alaba tambien; aprueba esta boda; y sabrá sacar la cara por el Marqués contra todos. Clar. Y por ella quien la saca? Gonz. Yo, que defiendo su genio, su hidalguia, su crianza, su entendimiento y buen trato. Aunque por una desgracia ya no es rica, y su marido fue comerciante... Eug. O qué falsa opinion! Pues por ventura haber estado casada con un negociante honrado es desdoro? Clar. No se trata de linages. La conducta es la que humilla, o exalta. Doña Ambrosia ha sido siempre superficial y voluntaria. Gonz. Ya: de toda muger viva,

alegre y de rompe y rasga se dice lo propio. En fin, callemos: no tiene gracia. Que, viniendo á divertirnos, nos trabemos de palabras. Eh! no hai que tratar aqui de negocios: alla en casa. Hoi fiesta y bulla: y si nó, oigan ustedes la que anda.

Suenan adentro guitarras, y voceria. La quadrilla de majos, formada en coro, trahe en medio de él á D. Pepita, vestida de maja, tambien D. Ambrosia, la qual viene fuera del corro.

ESCENA V. D. Pepita, D. Ambrosia, D. Gonzalo, D. Clara, D. Euge. nio, D. Basilio, el tio Pedro, Bartolo, los majos, y majas, brincando, y tirando los sombreros al aire, con grande algazar. Unos Que viva la Senorita!

Otros Qué viva la flor de España! D. Ambrosia saluda á los concurrentes hall DA Oyear 20162

y cesa la música. Bart. Diga uste tambien conmigo, tio Pedro, que viva el ama! Ped. Tú dexalos que alboroten. Por qué te metes en danza? Pep. Chicos! Prosiga la broma. De qué sirve esa guitarra? Clar. Pero saluda á las gentes; ten mas modo. Pep. Qué substancia! Clar. Has perdido el juicio? Pep. Pués: me lo habré dexado en casa. Lo dice usted porque vengo alegre? Pues el que traiga mal humor, que se lo cure como le diere mas rabia. Es esto funcion de campo ó algun duelo? A qué nos llaman? A estarnos siete personas mirándonos á las caras? Tasadamente sería una fiesta mui salada, si no hubiera yo pensado en traher para animarla esta quadrilla, que toda es de la cáscara amarga. Toma! Y esperaba yo que me dieran muchas gracias de que les traigo al famoso Repulgo, á la Amotinada, y á Curra, que bailarán en la punta de una lanza. Con esto nos divertimos en forma; y no con fantasmas espetados. Canta aquellas al de la seguidillas que me agradan (guitarra. tanto: las del seis y siete. Vamos allá. Y tú arbolaria, á una de te vienes sin el pandero? (las Majas. Tia mia, me alegrara que usted la oyera : executa.... Con un gusto y una gracia. .... Clar. Es delicado instrumento; orgion y de mucha expresion. Pep. Basta que á mi me guste. Cabals nous Toca, si quieres. Aguarda; sacaré mis castanuelas. las saca y se Gonz. Qué alegrel qué vivaracha! (las pone. hija de padre por fin. M. Somulosaco Amb. Pero si en Madrid no se halla Señorita mas jovial, and agrad and

de

mas complaciente, mas llana. . . Clar. En efecto: de llanezas no suele ser mui escasa. Pep. Qué! Sermoncito tenemos? Temprano. Pues ya no hai nada de lo dicho. Gonz. No te enfades hija. Pep. Pronto se despacha esta comision. Afuera, Quitase las castañuelas y las arroja. á fuera galas profanas. Se acabó el baile. Amb. Pepita! Pep. Dame unas tixeras. Amb. Vaya: para qué? Pep. Damelas. Amb, Toma. da-Pep. Ea! Venga esa guitarra, (selas Amb. El Majo se la entrega. Ambr. Qué quieres hacer? Pep. Justicia. Amb. Con quien? Pep. Con esta malpara que no venga aquí (vada, á alborotarnos la casa. Corta las cuerdas; y vuelve la gitarra al M.ijo. Clar. Qué prontitudes tan necias! Pep. Si quiero. Clar. Quiero es palabra de Rei. Pep. Pues si no, diré que me ha dado la regana. Es palabra de Rei ésta? Clar. Esa es de gente ordinaria. Pep. Lo sabré para otra vez. Tio Pedro? Ped. Aquí estoi, nuestra Pep. Usted como Mayordomo.'.. (ama. Ped. Aunque endino, lo soi. Pep. Haga que den muy bien de almorzar á toda esa gente honrada. Adentro, amigos, adentro; á remojar la palabra; los y sacromos y luego, ya que á vosotros, y á mí tambien, nos desairan, un pié tras otro á Madrid. d for the Amb. Pero. Pep. No hay pero que val-Allá me portaré yo. . omaim contin (ga. con todos. Hasta mañana. Ped. Yendose con los majos, Escurrámonos de aquí; que el tiempo está de borrasca. Bart. presentando á Pepita las castanuelas que ha recogido. Señora las castañuelas... Si usté las quiere. Pep. Arrojarlas al pozo. Bart. Vengan aca guardándoá la postre algo se saca (selas en la

de la pendencia. Pep. Señores, (faltrig. la pelotera esta armada, y toda la diversion se ha vuelto agua de cerrajas: con que así. Bartolo! Gonz. Ustedes sofocan á la Muchacha.

Pep. Dí que no quiten el coche. á Ampodemos tomar la ruta, amiga; que aquí las dos ya estamos de sobra: á casa. Y ustedes se quedarán á hacer vida solitaria.

Gonz. Deténgala usted, vecina. á Amb. Amb. Niña, espera. Clar. Nó: dexarla.

El fin es que esté contenta.

Pep. Ya. Quiere usted que me vaya? Pues me quedo. Gonz. Ea: tratemos de aprovechar la mañana. Vamos à dar una vuelta por aqui, mientras nos llaman al desayuno. Ven, hija. Pep. Yo? Luego iré. á Bartolo.

Que me traigan el bastidor de bordar.

Bart. No es un armatoste? Pep. Marcha. Bart. Como aquello en que se pone

la ropa para enxugarla?

Pep. Sí: el bastidor; bruto, bestia.... Bart. El que ha venido á la zaga del coche?... Pep. Mira, bribon, no te harte de bofetadas.

Bart. Voi allá. (Qué malas pulgas!) vas. Clar. Bien pensado! En Madrid pasas mano sobre mano meses

enteros; y hoi que se trata de gozar del campo, venga la labor. Moza aplicada!

Pep. Estoi bordando un chaleco; y le he de acabar sin falta mañana mismo. Clar. Adelante.

Vamos, Señores. Trabaja. á Pep. Gonz. Se queda usted, Doña Ambrosia? Amb. Es preciso acompañarla. Vanse por la izquierda Don Gonzalo, Doña Clara, Don Eugenio, y Don Basilio. Vuelve Bartolo con el bastidor (ca Bartolo silla alta. Bart. Aquí lo traigo. Pep. Una silla. acer-Bart. Aqui la pongo. Pep. Una baxa,

alarbe. Bart. Aquí está. Qué mas?

Acerca una silla baxa. Pep. Que te mudes. Sentándose. Bart. Pues mudanza. ESCENA VI. D. Pepita bordando; y D. Ambrosia.

Amb. Quién como el Marques merece que esas manos delicadas

se empléen?... Pep. No le hará daño. Amb. Cómo no? Pues tú pensabas

regalarle ese chaleco.

Pep. Es verdad. Amb. No te idolatra? No es ya tu Novio, aprobado por Don Gonzalo? No le amas?

Pep. Ya estoi de otro parecer murió el Marques: y en sus barbas he de hacer esta fineza á Don Eugenio. Amb. Inconstancia! Injusticia! A Don Eugenio, que te pone tantas tachas, que con sus exhortaciones ridiculas te empalaga?

Pep. Cierto; pero el Marquesillo me tiene mui enfadada.

Amb. Porque ofreció acompañarnos hoi...? Pep. Y nos dexó plantadas. Amb. No habrá podido tal vez.... Pep. Pues que pueda, pese á su alma. Amb. Quexitas? Yo haré las paces. Pep. Bien; como yo no las haga....

Amb. El te desenojará. Pep. Que si quieres! Amb. Calla, calla,

ya le tenemos aqui. Oué presencia tan gallarda! Mirale. Pep. Mui buen provecho. Amb. Cuidado como le tratas. ESCENA VII. D. Pepita, D. Ambrosia, y el Marques mui petimetre, sin espada. Marq. Ah! que vengo penetrado

de un dolor cruel! Madamas! He faltado al randé-vú. Como, es corréo de Italia hoi precisamente, quise dexar escritas mis cartas.... Y bien, amable Pepita? Qué! Recibirme indignada! No merezco un golpe de ojo lisonjero? una palabra consolante? Me delato, soi un criminal. Pep. Machaca!

Marq. Tenga usted la complacencia

de hacerme por pura gracia el honor de querer darse la pena de oir la causa de tal inexactitud. Este aire brusco me alarma. Sí: mi delito es enorme, atroz; me cubre de infamia; pero yo haré mis excusas, ó esta casa de campaña será para mi el teatro de una escena sanguinaria. Ah! Ya la conjure á usted... Pep. Estoi acaso endiablada? Amb. Vamos, Pepa... Marquesito, esta será alguna chanza. Marg. Pero á bien que justamente traigo aquí con que aplacarla: un sacrificio que ha dias iuré ofrecer á sus aras como el mas tierno homenage... saca Una lista detallada (un monton de de las jóvenes bellezas (papeles. que han sido objeto de varias intrigas galantes mias en Londres, Paris, La-Haya, y otras Cortes. Estos son (sin que parezca jactancia) billetes que me han escrito en lengua Inglesa, Italiana, Francesa, et cétera: algunos retratos que conservaba de mis favorecedoras, y otras pequeñas alhajas, que, quando no conocia á la beldad que hoi me encanta, eran para mí de un preçio.... Pero ya solo ella manda. Todo se lo sacrifico: y además.... Amb. Niña, levanta la cabeza. No agradeces semejante expresion? Habla. Marg. A lo ménos, yo obtendria mi perdon, como escuchara Pepita esta produccion en verso, que á su alabanza he escrito ayer. No imagino que su labor la distraiga tanto, que dude acordarme la bondad de oir. En Francia las que ponen mas en boga

unos versos, son las Damas: llenas de conocimientos, todas son allá ilustradas. Yo leo. Amb. Pues atendamos. Marg. Esta es la primera octava, Lee.,, Tu ascendiente feliz, que me electri-"pone en juego del alma los resortes; (za, , y si el nupcial concierto se organiza, "él hará remarcables mis trasportes: "mi pasion con la tuya simpatiza, "batiendo el corazon pianos y fortes; ,y de esta vibracion interesante "tú eres muelle real, y yo el volante. Amb. No loyes qué graciosos versos? Doña Pep. Con mucha prontitud. ai, Doña Ambrosia de mi alma! de lo que me acuerdo ahora! Amb. Dí: por qué te sobresaltas? Pep. Ah! mi perrito Jazmin! Se nos ha quedado en casa. Lo primero que encargué.... La tonta de mi criada! Voi á enviar por él. gritando. Bartolo. En voz baxa. La despediré. Qué rabia! Gritando. Tio Pedro! Nadie responde. Mejor será que yo vaya. Ah! mi pobre Jazminito! Qué hará solo allá sin su ama? Vase precipitada por la puerta del frent. Amb. Marques mio, vamos; que estos caprichos pronto se pasan. En todo caso, recojo los billetes, y esa octava, que á su tiempo harán efecto. El asunto de importancia que tenemos entre manos es executar la traza que usted ha inventado, á fin de que Don Eugenio caiga hoi de la gracia del padre. Se ha fingido ya la carta consabida? Mar. Aqui la traigo. Sacan-Amb. Pero no viene cerrada. (do una Marq. Abierta, y sin sobrescrito. (carta. Amb. De ese modo se solapa mejor el engaño. Ahora pensemos como dexarla caer en la faltriquera de Don Eugenio Marq. Con maña el golpe de mano es facii.

Se acerca usted, verbi gracia, quando él esté distrahido; y muy pronto en la casaca....

Amb. Venga la carta; que yo así á la disimulada....

Marq. No se apercibirá de ello.

Amb. Y si acaso lo repara,

diré que iba á darle un chasco. Estoi viendo ya que el gana á Don Gonzalo, y aun temo que tal vez á la muchacha, como no andemos mui listos. Le protege Doña Clara, que está mui mal con usted y conmigo. Alguna trama discurriremos tambien para que hermano y hermana vuelvan á descomponerse; por que si esta remilgada no salta luego de aquí, dos bodas nos desbarata: ni usted logrará á Pepita, ni yo seré su madrastra.

Marg. A propósito, señora: Heva usted mui avanzada su pretension con el Padre? El hace ver repugnancia al matrimonio. Y qué importa? Redoble usted sus instancias. No es joven; pero el carácter es dulce; no pára en casa; en fin, será un buen marido. Y luego son tan escasas las bodas ricas. Amb. En eso estoi: la ocasion es calva; y ya sobre la materia le he dado alguna puntada. Pero aun mas le estrecharé hoi. Marq. Sí con toda eficacia, mi adorable protectora; y miéntras usted ataca al padre, yo con la hija....

Amb. Chito! que ya está en campaña Don Eugenio. Aquí entra el golpe. Marq. Pues, amiga, alerta! al arma!

Este plan, este complot cs nervio de nuestra alianza.

genio, D. Ambrosia, leyendo los versos. Eug. Señor Marques, bien venido.

Marq. Servitor. Amb. Y la comparsa?

Usted separarse de ella!
Pero ya: lo que alla falta
es lo que usted busca aquí.

Eug. No, señora: esto buscaba.

Toma el quitasol que dexó D. Clarasobre una silla, y hace ademan de irse.

Amb. Ese quitasol? Eug. Le pide
mi Señora Doña Clara.

Amb. Don Eugenio: tan de prisa?
Quiero, ántes que usted se vaya,
que lea y juzgue estos versos. se los
Son de un nuevo autor, que calla (entresu nombre. Con libertad: (ga.
diga usted: esa elegancia

no es mui comun. Eug. Antes pienso

Despues de haber leido.
que en nuestros tiempos no es rara.
Como esto se escribe tanto!
Triste lengua Castellana!
Qué transportes remarcables!
Y qué resortes del alma!....

Marq. Ha! miserables Puristas. riéndose.

Y han de ser los que no viajan
conocedores en lenguas?
Qué absurdidad! Eug. Las extrañas
aprenden viajando algunos
razonablemente, y gracias;
pero despues á viciar

la suya nadie les gana.

Marq. Ni tampoco á enriquecerla.

Eug. Segun: porque hai abundancia
que es superfluidad y vicio.

D. Ambrosia introduce al descuido la carta en el bolsillo de la casaca de D. Eugenio, miéntras éste disputa con el Marques.

Marq. Como! Sin salir de España se atreven á razonar!

Eug. Es mui poco lo que gana en viajar el que no lleva la instruccion anticipada; y enseña el ver muchos libros, mas que el ver muchas posadas.

Marq. Y sostendrán que no es éste el taller de la ignorancia!
Eug. Aborrezco las disputas,
y mas, siendo de esta casta.

Volviendo el papel á Doña Ambrosia. usted me dé su licencia;

que

que en semejantes demandas del que mas habla es el triunfo, v la razon, del que calla. Marg. Aquí el sentido comun v el gusto van á la diabla. Despues de darse los aires de mi rival así ultraja á personas de mi rasgo! ya nos verémos. Amb. Cachaza, Marqués: sosieguese usted; y al negocio. La artimaña salió mui bien. Quando él vea lo que contiene la carta, y Don Gonzalo reciba la otra que aquí le traigan, confirmando el mismo aviso de que están de mala data en Cataluña las cosas de la fábrica, ya se arma una buena tremolina. No le arriendo la ganancia al Don Eugenio. Si, entrando los dos en desconfianza, reñiran. Marg. Lo creo bien. Nada mejor. Amb. Y quedaba por nuestro el campo, en logrando desquiciar á Doña Clara. Marq. Ah! no exîste una muger mas secatora: montada á la antigua, misantropa; y sin una idéa exâcta del buen tono y del gran mundo. Es mui probable que nazca de sus funestos consejos la mutacion tan extraña que encuentro en la Señorita. Porque al fin (dexando aparte procuraré de calmarla; que me agrada la elegancia de su figura) es partido excelente; me entusiasma: y aunque veo que en el fondo ella está mal educada, el dote no es bagatela; cuento sobre él; y tomadas tengo todas mis medidas para llevarmela á Italia. Allí se vive, señora. Amb. Ya viene.

SCENAIX. D. Ambrosia, el Marqués,

D. Pepita que sale por la puerta del

frente; y despues el tio Pedro. Amb. ¡ Qué cabizvaxa! ¡qué suspensa! Y Jazminito? Pep. sentandose. He mandado ya que parta Bartolo á Madrid por él. Amb. Estarás tranquilizada con eso; y harás mas caso del Marqués. Marq. Usted pensaba en un pequeño animal mas que en su amante. Trocara mi situacion por la suya. Amb. Perdonale ya su falta. Pep. Vaya: á trueque de no oir Risuelástimas.... por perdonada. Marq. Qué delicia! Estas bondades sobrepasan mi esperanza. Permita usted que á esos pies arrodiyo me prosterne, me abata, llase. me confunda. Ah! qué sonrisa tan insinuante! Ped. Naranjas! Siliendo de repente, y quedandose suspenso al ver al Marques. ¡Con qué devocion está! La Señorita y el Marqués, sin atender al recado que dá el tio Pedro, continúan hablandose en secreto. Ped. Señora. Amb. De qué se trata? Ped. Un recáo. Amb. No es ahora tiempo. Ped. Es que el perrito. Amb. Na-Ped. Parece ser, segun dice el lacayo. Amb. Qué matraca! Ped. Oíga su mercé. Amb. Dexarlo. Ped. Que es escusão que vaya Bartolo por él. Pep. Qué ha dicho? Amb. Tontunas. Tio Pedro, basta, Ped. Pues volviendo á lo del chucho, diz que hoi á la madrugáa. Amb. Dale! Ped. Dexaron la puerta abierta, y se jué de casa. Pep. Ai, querido mio! Marq. Amable Belleza! Pep. Prenda de mi alma! Qué hermosos ojos! Marq. Favor que no merezco. Pep. Qué cara! Marq. Ella y todo es de Pepita. Pep. Tan vivo, con tanta gracia! Marq. Ah! Me sonrojo. Pep. Y qué fino! Marq. Fino sí soi. Pep. Y unas lanas como la seda, una cola tan larga, tan enroscada!... Marq. Como! Quién? Jazmin? Ah! sí Yo pensé que usted hablaba conmigo. Pep. Con el demonio (Levanhablaré: voto á la trampa!) (tandose le haré poner en el Diario (irritada. dos veces cada semana.

Amb. Aquietarse; que tu tia vuelve ácia aquí; acompañada de toda la gente seria.

Pep. Pero, amiga, aquella mancha rubia que tenia en medio

del lomo. Amb. Pepita, calla.

scena x. Los mismos, y D. Clara,
con quitasol, D. Gonzalo, D. Euge-

nio, y D. Basilio.

Gonz. Llegó usted por fin, Marqués. El Marqués hace, sin hablar, dos ó tres cortesías afectadas.

Gonz. Vamos adentro, á la sala; que el almuerzo está esperando.

Ped. Y se enfriarán las magras. vase. Gonz. Pepa, vén. Pep. Estoy ahora

de mal humor. Si probara bocado, se me volviera

veneno. Gonz. Pero, muchacha.

Pep. Ustedes se han paseado? Pues ahora me da gana de pasearme tambien. Clar. Para llevar la contraria.

Pep. Y para estar sin fiscales; que quando tengo mis rabias, me las paso yo solita, (muy buen provecho me haga.) Sin incomodar á nadie con respingos, ni alharacas. Y sobre todo (me explico?) á quien ponga mala cara,

otra peor; que quien debe y paga, no debe nada. vase. Clar. Lo vés, Gonzalo? Gonz. Yá mí qué me dices? Vaya hermana, Marqués, Doña Ambrosia, entremos.

Marq. Ah, Señor! Que yo privara á usted jamas del derecho de dar el brazo á esta Dama! adelante: alon. Marq. No viene D. Ambrosia se va por la puerta del frente con D. Gonzalo, dandola éste el brazo.

mi Señora Doña Clara?
Clar. Entre usted, que ya seguimos

Marq. encogiendose de hombros, y haciendo una reverencia.
San fason. Esta antigualla

de la etiqueta es inútil. vase.

Clar. Y si lo es, para qué usarla?

Don Eugenio, mi sobrina
confirma su extravagancia
cada vez mas. Eug. Con todo eso
no me parece tan ardua
la empresa de corregirla.

Clar. Su afecto de usted le engaña.

El tiempo dirá: veremos
quan poco fruto se saca.
Yo estimo á usted por su juicio,
por su honradez consumada;
y estoy previendo el sensible

desaire que le amenaza. Bas. Lidiamos, amigo mio, con una gente muy rara. Novio, un Marqués, que en dos meses logra aqui tal confianza, sin mas motivo que haber baylado dos contradanzas con la Chica no sé donde, y ofrecerle ella la casa. Protectora, una vecina imprudente, casquivana, que fomenta los caprichos de esta Niña mal-criada. Testigo de todo, un padre que nunca se inquieta, vayan como vayan los negocios. Por una parte declara que la Pepita será de usted, como la persuada; por otra, que ella prefiere al Marqués; que violentarla la voluntad no es posible; y que él dió ya su palabra. Luego ha dicho que las cosas estan tan adelantadas, que ya Doña Ambrosia cuida de la eleccion de las galas para la boda: y lo bueno es que el tal Marqués se encarga del aderezo, diciendo que le hace venir de Francia, y le introduce por alto. Yo me temo alguna maula; porque mi hermano soltó

para comprar esta alhaja diez mil pesos; y aunque dice el Marqués que está girada la letra á París, quién sabe si tal vez.... Con verlo basta.

Clar. Y para venir á ser testigo de una desgracia Tha querido usted sacarme de mi retiro? No estaba mejor léjos de un hermano incapaz de remediarla? Le exhortaré nuevamente para que se apuren quantas diligencias penden ya de mi influxo. Saldrán vanas; pero á lo menos me empeño well en quedar acreditada con usted de buena amiga, y con él de buena hermana.

Bas. Yo ayudaré por mi parte. Mas ya adentro nos aguardan. Vamos. Eug. No me desalientan las disposiciones dadas por Don Gonzalo. Me estima; or y puede aun revocarlas. Out of a

Clar. Y el Marqués? Eug. Le falta seso; y podrá perder la gracia à anzon

de hija y padre. Bas. Y Doña Ambrosia? Eug. Por lo mismo que ya manda demasiado, es muy posible que llegue á no mandar nada. Clar. Pues qué falta para el logro

de tan buenas esperanzas? Eug. Que tenga yo tal industria, tan persuasivas palabras, que muestre à la Señorita los vicios de su crianza, y la pruebe que llevando siempre la razon por pauta, quien los detesta de veras, de veras los desarraiga.

ACTO SEGUNDO. SCENA I. D. Gonzalo, el Marqués,

y D. Ambrosia.

Gonz. Tambien es fuerte rigor, no han de permitir siquiera que, quando vienen al campo quatro amigos, se diviertan? Sobre que me han puesto ya de mal humor...: Y es empresa

que pocos han conseguido. Marg. No conocen las maneras de la buena sociedad; no saben vivir. Si vieras qué deliciosas partidas de campaña, qué soberbias Vilechaturas se forman en Italia, en Inglaterra! Es otro método aquel. Animada una asambléa con los nobles sentimientos que la inspira una docena de botellas de Champaña.

Gonz. Nó: por acá bien alegra el de Xerez. Pero, amigo, todo se vuelve hoy reyertas aquí. Vea usted mi hermana qué séria está! Mas valiera no habernos reconciliado, ni pensar en tener fiesta. Desazona desde luego á la Chica. Entonces ella, como sufre pocas chanzas, toma el portante, y se queda sin almorzar. Esos majos bailarines, que pudieran alegrar esto, se marchan. Don Eugenio con sentencias nos muele; y usted ahora traba con el en la mesa. questiones sobre los viages, sobre el idioma; se alteran los ánimos; y así damos con la diversion en tierra. Soi amante de la paz; y por huir de pendencias, allá los dexo, y me iré por ahi con mi escopeta.

Ambr. Siempre toma Don Eugenio por pretexto esas materias para oponerse al Marques; pero, amigo otra es la guerra que él quisiera hacerle, Gonz. Ya: resentido de que Pepa no se inclina... Amb. Ese es el pique. mas qué pretension tan necia! querer que ame una muger por reflexîon! A bien que ella no es tonta: elige á su gusto; y no es regular que atienda

al filosofo que exhorta
mas que el galan que la obsequia.
Marq. Usted no es padre tirano.
Gonz. Y ella ajustará sus cuentas;
que á mí

SCENA II. Los dichos, y el tio Pedro

con una carta en la mano.

Gonz. Qué es eso? Ped. Una carta. Gonz. Hombre! ni aun aquí me dexan respirar? Cierto que estamos

hoy para correspondencias.

Ped. mientras D. Gonzalo abre y lée la la truxo un hombre de capa, carta.

y no ha esperao respuesta.

Diz que vinia de parte
de uno que no se me acuerda
el nombre. Gonz. No tiene marca
del correo en la cubierta.

Amb. Será de Madrid. Gonz. No tal. Marq. La habrán enviado de fuera inclusa en otra, pencargando la comisión de su entrega.

Gonz. Así será.... Pero aquío se me dan noticias. Amb. Buenas? Gonz. Diabólicas. Oíga usted.

Lee "Mui señor mio : Aunque no , tengo el honor de conocer á usted sino "de reputacion, la probidad me exhorta "á comunicarle un aviso importante. El ocorréo último hice saber á Don Eugenio ,de Lara que los que le administran la "fábrica ó manufactura que ha estableci-"do en esta Villa; le han malversado juna suma enorme; y que viendose , ya en un descubierto que no puede tar-,dar en hacerse público, están prepa-, rando secretamente su fuga fuera de "España, y dexarán arruinado al pro-"prietario. Vengo de saber que es usted nuno de los principales interesados en , los fondos de la fábrica en question; y "sensible á una tan desagradable catásstrofe de que está amenazado, le dov preservadamente la misma noticia para ssu gobierno: bien entendido que éste , es un secreto que nadie sino yo ha pe-,netrado hasta ahora. "Firma D. Victor de Sierra, anid A Inolkefor . ...

A Dios! voló mi dinero. Amb. Que á un hombre de bien suceda

qualquier contratiempo, vaya; pero usar tanta reserva con usted!... De Don Eugenio digo que no lo creyera.

Marq. Con que éstos que aun no se juzgan susceptibles de pequeñas faltas, y secan al mundo con su gran moral.... Gonz. La pegan lo mismo que todos. Marq. Yo le presentara la quexa la mas amarga. Gonz. Sí; amarga, agria y con sal y pimienta.

agria, y con sal y pimienta.

Amb. Sobre mi dinero voces.

Gonz. Ahí es una friolera!

Oh! nos verémos las caras.

Amb. Por eso he notado señas
de tristeza en Don Eugenio.

Marq. Quien duda que su conciencia le habrá estado reprochando esta falta de franqueza con un amigo? Amb. Usted saque con la mayor diligencia de poder del señor mio todo su caudal. Las pruebas que da usted de generoso son loables; pero llegan las cosas á cierto punto....

Gonzel Ya tomaré providencia.

Tio Pedro está Don Eugenio
adentro? Ped. Cacia la huerta
le he visto con la señora
Doña Clara. Amb. Mui estrecha
se va haciendo esa amistad.

Marq. Tambien tienen sus flaquezas.

los filósofos: prodigan sublimes rasgos; condenan

todo capricho amoroso;
declaman: pero se dexan
seducir del bello sexô.

Amb. Conviene que usted se vea con Don Eugenio quanto ántes.

Marques, el señor se queda.

Vamos á nuestra partida de tresillo. Ped. Ya está puesta la mesa. Amb. En donde? Ped. En la sala.

Marq. Debaxo de la glorieta estariamos mejor situados. Amb. Llevar la mesa allá tio Pedro y baraxas.

Vase el tio Pedro; v sale D. Basilio.

SCE-

ESCENA III. D. Gonzalo, D. Ambrosia, el Marques, y Don Basilio. Gonz. A Dios, hermana. A Ambrosia. Y quién tercia? Amb. Pepita: eso ya se sabe. Gonz. Donde andará la tal Pepa? **Bas.** Tanto disgusto parece la causa nuestra presencia, que por huir de nosotros, (segun Bartolo nos cuenta) se ha ido en una borrica á corretear por las eras, escoltada de los mozos de labor. Gonz. Es traviesa como ella sola. Amb. Pues bien: dexarla que se divierta. Si volviere por aquí, decirla que allá la espera el Marques. Hasta la vista. Marq. Andiamo.

Vase con D. Ambrosia por la izquiere da. El tio Pedro y Bartolo salen por la puerta del frente, llevando una mesa de juego. Bartolo vuelve la cara como para escuchar, y se va deteniendo. Ped. Acá por la izquierda.

Menéate. Bart. Poco á poco. Ped. Vas volviendo la cabeza, y despacito, por si oyes

lo que los amos conversan. (tiendo. Bart. Quien yo? Ped. Sí; tú: ya te en-Anda, hombre. Bart. Si en esta pierme ha dao como un calambre. (na No arrempuje uste. Ped. Arréa.

Vase por la izquierda.

Bas. Hermano, escucha un momento. Gonz. Estoi de priesa. Bas. Quisiera consultar algunas dudas contigo. Gonz. Bien: como sean brevecitas. Bas. Solo haré quatro preguntas ligeras.

Gonz. Pues á la quinta no aguardo.
Despachemos. Bas. La primera.
Por qué te dexas mandar
de esta viuda tan á ciegas?

Gonz. Porque es mis pies y mis manos; porque mi casa sin ella se perdería; porque es ella quien me la gobierna, y pudiera gobernar

una Monarquía entera; porque no es aya, ni amiga, ni compañera de Pepa; sino una segunda madre.... Bas. Y excelente consejera. Gonz. Como que tiene talento. Bas. Lo dirán las consequencias. Y por qué te pagas tanto del Marques? Gonz. Porque sus prenhan agradado á la chica; y en estando ella contenta, lo estoi yo. Van dos preguntas. Tercera. Bas. Y cómo se empeña Doña Ambrosia en proteger á un forastero que apénas conocemos? Gonz, Es que ciertos sujetos tienen estrella con las damas. Bas. Y por que?

Gonz. Porqué? Quieres que lo sepan los hombres: si muchas veces tampoco lo saben ellas?

Bas. Y es posible que, debiendo tu hija por su nobleza, gallarda persona, y dote, emplearse bien, consientas que un capricho. Gonz. Qué capri-El de querer ser Marquesa? (cho? Pues muchas lo tomarían á dos manos. Bas. Considera que tiene muchos resabios, y no procuras su emienda.

Gonz. Porque no hallo que emendas; y por que quiero que sea franca, alegre, sacudida, no sosa, ni zalamera, y que al lucero del alba responda, quando se ofrezca, una claridad. Estamos?

Bas. Ya; pero no me hace fuerza, Gonz. Tienes mas que preguntar?

Bas. Nada: y segun tus respuestas, aun de lo que he pregun ado te aseguro que me pesa.

Gonz. Pues á Dios. Bis. Hermino, allá lo verás. Vase por la derecha,

Gonz. Enhorabuena.

El tio Pedro y Bartolo llegan de vuelta altiempo de concluirse esta conversac. ESCENA IV. D. Basilio, el tio Pedro y Ped. Ya te lo igo: algun chasco (Bartolo.

C

puée ser que te suceda por esa maldita maña.

Bas. Vaya por qué es la pendencia?

Ped. Porque este Bartolo too lo parla, y too lo acecha: curioso, y mormuraoor.

Barri. Curioso. Si no lo juera, no sabria algunas cosas que otros quisieran saberlas.

Bas. Qué cosas? Bart. Con estos ojos que han de comer la tierra.
Vi yo.... Bas. Qué viste? Bart. Y oí

con estas mismas orejas....

Bas. Qué oiste? Bart. Pero mas vale callar, porque no haya gresca.

Bas. No la habrá: dí. Bart. Estaba yo compuniendo unas macetas allí etras: y el Marques (mi señor) en gran conversa con Doña Ambrosia.... Y dirán que uno tiene mala lengua; pero las cosas de que ellos platicaban no eran güenas. Y despues aquella acion que les ví hacer.... Ah! Vergüenza me diera á mí, aunque soi probe.... Ea: dexémoslo. Bas. Espera.

Bart. Voi á coger unas pocas de lechugas, y unas brevas para meo-dia. Luego le daré á su mercé cuenta de toico; que estas cosas no es menester que las sepa naide, sino quatro, ú cinco, ú seis personas de aquellas de satisfacion. vase. Ped. Por poco no añide hasta dos docenas. Señor, usté no haga caso.

Bas. Tal vez será una simpleza, ó tal vez, cosa que importe.
Lo seguro es que usted vea como puede sonsacarle, y traerme la respuesta.

Ped. No habrá menester tenazas; y de aquí una hora, ú media, trairé yo la razon de eso, y mucho mas que él supiera. Poquito le gusta al mozo meterse en vias ajenas!

Voi tras él.

D. Pepita, que salen por la izquierda, y D. Basilio.

Bas. Ah! Sobrinita mia, bien venida seas.

Pep. Vamos, tio: usted tambien entrará en la conferencia; y de una vez para siempre trataremos la materia con toda formalidad.

Despacito, y buena letra.

Sentemonos. Siêntanse los quatro.

Bas. El asunto parece que va de veras.

Pep. Tendremos aquí los quatro una junta; y en presencia de mis tios, que me están tratando de calavera, se explicará Don Eugenio: sabremos todos qué piensa de mí: sabrá lo que pienso yo de él: se dará sentencia, á ver si, quedando en una cosa fixa, dentro ú fuera, consigo que ni él ni ustedes me rompan mas la cabeza.

Clar. Me gusta esa claridad.

Ahora sí que das pruebas
de tener juicio. Eng. Empecemos
á exâminar con prudencia
tan importante negocio.
Yo, Señorita.... Pep. Mi arenga
cs ántes que la de usted.

Bas. Sí que hable primero. Pep. Atiendan. Este caballero ha dias que con solemnes protestas afirma gustar de mí; pero no sé como entienda esta aficion. Unas veces se muestra fino; pondera mi tal qual mérito; y pasa á mi lado horas enteras, acreditando que está contento; y que se interesa en mi bien. Mas otras veces se disgusta; vitupera mis palabras, mis acciones y en tono de que aconseja, me va poniendo unas tachas faralisimas me alega exemplitos; y en hallando

vase.

ocasion, no hai indirecta que no me suelte al descuido. y siempre en cabeza ajena. Pues que nota en mí defectos (que yo no sé quales sean) ó no me quiere, y me engaña, ó solo me quiere á medias; y en uno y en otro caso me resiento de la ofensa. Si tengo las nulidades que supone, nada cuesta decirmelas cara á cara sin rodeos ni zalemas; pues, aun quando las demuestre, le probaré que con esas doscientas imperfecciones, y dos mil mas que tuviera, como él me quisiera en forma, me diera una preferencia absoluta, sin pararse en tales delicadezas, Si son escrúpulos suyos otras hallara que tengan 111 mas gracia para curarlos, ó mas dosis de paciencia para sufrir à un galan que tan suavemente mezcla entre caricia y caricia un párrafo de fraterna. He dicho. Ustedes verán si es bien fundada mi queja: hable Don Eugenio ahora, y salga por donde pueda. Eug. Ese mismo proceder mio, con que usted contempla

mio, con que usted contempla la agravio, es un testimonio de inclinacion verdadera. Puede una dama juiciosa figurarse que merezca su favor quien no procura su felicidad completa? Señorita, dos especies hai de pasion; una ciega que aspira al objeto amado sin exâmen, sin cautela: la satisfaccion presente la incita con tal violencia que solo anhela una dicha, y en su duracion no piensa. Otra pasion hai prudente,

reflexîva. Pep. La primera, si la tiene usted, tal qual la segunda, recogerla. Quien ama es el corazon, amigo, no la cabeza.

Clar. Pero él debe siempre hacer la elección a gusto de ella. Bas. Si no, el placer luego pasa,

y el desabrimiento queda.

Pep. Por qué me habré yo metido

Pep. Por qué me habré yo metido en conversacion tan séria?

Eug. La que desea adquirir estimacion duradera, no confia en atractivos de juventud y belleza, que no suelen ser la finca mas segura. Pep. Pues si feas y tullidas las quiere usted, famosa cosecha hai de unas y otras. Eug. Señora lo que digo es que las prendas del ánimo, las virtudes, y el entendimiento engendran cariño mas racional

y de mayor permanencia.

Pep. Que antigualla! Ya el amor
se escoge como una tela:
no se repara en que dure
poco, si la vista es buena.

Eug. Piensa usted como mui joven. Pep. Oiga! Pues á los cincuenta pensaré del mismo modo. Clar. Otras no llegan á treinta;

quando ya las desengaña alguna triste experiencia:

Pep. Como? Eug. Yo lo explicare,
Durante la primavera
de la edad logran ustedes
aplauso en las concurrencias
atenciones, rendimientos:
qualquier dicho es agudeza,
qualquier ademan es gracia;
todo se admira y celebra;
y en el corro de aspirantes
que embelesados las cercan,
el que menos encarece
su pasion la llama eterna.
Entonces casi no hai una
que, para ser feliz crea
necesitar otras dotes

que las de saturaleza.

La flor de la juventud
es rosa al fin; no es perpetua:
y apenas se ha marchitado,
quando toda ligera
bandada de mariposas,
que giraba en torno de ella,
desaparece, volando
á buscar flores mas frescas.

Pep. Ai, ai! Pobre Don Eugenio!
Se nos ha vuelto poeta
del siglo pasado. Vaya!
Sabremos de qué comedia
se sacó esa relacion?
Siga usted, que está discreta.

Eug. Me pregunta usted de donde la saqué? De una tragedia que en el teatro del mundo sin cesar se representa, y que siempre finaliza con la escena mas funesta.

Pep. Quando? Eug. Quando una beldad que tuvo séquito, llega á verse desamparada. Y qué recursos la quedan. entonces? Adoradores? Ya ninguno se la acerca. Amigos fieles? Y cómo los ganó? Quales conserva? Supo acaso cultivar. su ingenio, adquirir ideas capaces de fomentar la conversacion amena? Arraigó en su corazon las virtudes que alimentan el trato social y afable? Aprendió la diferencia de l'appendio que hai de la franqueza libre á la ingenuidad modesta?

Pep. Y supongamos que en nada de eso ha pensado. Eug. Pues sepa que vivirá sin amigos; que será víctima cierta de una infeliz soledad de la inaccion y tristeza.

Pep. Que se diviertat, si quiere,
en hilar ó hacer calcetat el moiste de
Bravo cuidado l'Arpor qué servicial
me da esa gran reprimenda
usted, que no es nada mio, regia

ni me manda, ni me zela?

Eug. Porque en este mundo todos somos de todos. Quisiera que usted cobrase aversion al tiránico sistema de los que, segun estilo Musulman, no consideran á las mugeres nacidas sino para esclavas necias del hombre, y las privan casi del uso de las potencias.

Emplee usted bien las suyas, verá quánto la deleiran ciertos estudios. Pep. Y luego que me llamen bachillera.

Eug. Solo pensarán así los que ignoran que hai tareas no menos propias de un sexô que de otro. Quién no se prenda de una dama que reune á la natural viveza el util conocimiento de la historia, de la recta moral, de geografia, a moral y de las mas cultas lenguas (como disfrute los buenos libros escritos en ellas.) La aficion á poesía, dibuxo, música... Pep. Aprietal botánica, anatomía, química, y toda la xerga de Médicos y Abogados, y despues la biblioteca del Escorial enterità oppin sella ani metida en esta cabeza. Levántase Digole à usted que no quiero; (atropey que en su vida se arreva (lladamente. á dar lecciones, ni piense que ha de ganar la prebenda : 2000 . por oposicion, luciendo la sabiduria. Levantanse todos. Clar. Pepa, moderate. Bas. Y eras tu

ibas á hablar formalmente?

Clar. Falta que oigas la sentencia
que esperabas. Don Fugenio
te estima, y quiere tu emieuda.

Dale oidos leye serás alor de olor
feliz. Atiende á finezas
interesadas y falsas

la que sobre esta materia

de

de ese Marques, y á indiscretas lisonjas de Doña Ambrosia; y pagarás tu imprudencia. No te digo mas. Pep. Ni aun tanto era menester.

Scena vi. D. Gonzalo , D. Clara, D. Eugenio , D. Pepita , y D. Basilio.

Gonz. Pendencias,

y mas pendencias! Querrán dexar un momento quieta á la muchacha? Pepita, en el cenador te esperan el Marqués y Doña Ambrosia.

Pep. Voy corriendo. Ahí les queda el Séneca de estos tiempos, que les meterá por fuerza la erudicion en los cascos. A Dios, á Dios. Quando él vuelva á embocarme otra mision,

que me emplumen. Pocas de éstas. vase. Gonz. Ahora bien: llega el caso á D. Eug. de ajustar aquí unas cuentas.

Eug. Conmigo? Gonz. Sí: con usted. No hay reparo en que lo sepan mis hermanos. Cómo estamos en quanto á las dependencias de las fábricas? Eug. Mui bien no se qué misterio encierra esa pregunta. Gonz. Le pagan á usted el producto entero y puntualmente? Eug. Ninguno tiene mas constantes pruebas de ello que usted; pues percibe siempre mui cabal su renta.

Gonz. Cierto; y aun adelantada.

Pero los que allá gobiernan
la fábrica en Cataluña
son sujetos de conciencia
y buen proceder? Eug. Lo son;
y ni la menor sospecha
tengo en contra. Gonz. Sin embargo,
segun Don Victor de Sierra
avisó á usted el corréo
anterior, ellos saquéan
su caudal de usted, y el mio.
Eug. Como! Gonz. Y la fuga secreta

que meditan. Eug. Don Gonzalo! \*
Qué fuga? Habla usted de veras?

Gonz. Mas que usted, conmigo. Puedo disimular la reserva con que usted me lo ocultaba; mas ahora que lo niega tan redondamente, digo que eso es jugarme una pieza atroz: y aquí esta la carta que lo declara. Usted lea.

Entrega una carta a D. Engenio, y mientras este lee con sobresalto, con

tinúa D. Gonzalo.

Hoi he recibido aquí este aviso. Que le tenga usted callado huce dias, me causa mucha extrañeza.

Eug. Ni conozco á este Don Victor, ni he visto jamas su letra.

Gonz. Pues ese nos quiere bien: y á fé que no es carta ciega; que el hombre bien claro firma.

Vuelve D. Eugenio la varta a D. Gonz.

Eug. Será carta verdadera:
mas la noticia no lo es;
porque sé con evidencia
que aquel establecimiento
hoi, mas que nunca, prospera.

Gonz. Así lo aparentarán los mismos que le manejan.

Eug Las cartas que últimamente he recibido, comprueban lo contrario. A bien que todas las traigo en las faltriqueras.

Empieza á sacar varias cartas que va mostrando á D. Gonzalo. D. Basilio ayuda á desdoblar algunas, de ellas, y las exâmina mientras D. Gonzalo hace lo mismo.

Clar. Basta que el Señor afirme que no conoce tal Sierra, sin que exhiba testimonios de su verdad. Bas. No se encuentra aquí firma parecida á la de ese hombre. Gonz. Aver ésta... me parece.... cabalmente....

la misma, la misma letra.

Eug Es posible. Gonz. Véa usted.

D. Eugenio lée para sí la carta. D. Basilio se acerca, y pasa la vista por ella al mismo tiempo que D. Eugenio.

Eug. Qué es esto! Gonz. No se tolera

entre hombres de bien y amigos tal ficcion. Y qué torpezal

di-

disímularlo primero; luego negarlo; y nos muestra él mismo ahora la carta que con frescura protesta no haber recibido. Eug. Cierto que es terrible mi sorpresal este aviso bien conviene con el otro. Bas. Sí y la fecha es del correo pasado.

Gonz. Necesitamos mas pruebas? Clar. Seguramente hay aquí alguna trama encubierta; pues no cabe en Don Eugenio falsedad, ni estratagema.

Gonz. Yo de nadie fio. El chasco es mui pesado; y mi quexa es tan grave, que no admite satisfacción, ni respuesta.

Eug. Amigo. Bas. Hermano. Clar. Gonz. Gonz. Que venga el señor, que venga á congraciarse conmigo....

A Dios. Como si no hubiera habido amistad jamas entre nosotros. Clar. Sosiega. Gonz. Ya se aclarará el asunto,

en forma; y pague quien deba, vase.

Eng. En qué confusion me ha puesto!

a nienos que recibiera

yo esta carta, y la guardara con las otras sin leerla....

Bas. Todo puede ser. Eug. Lo cierto es que ya las apariencias, á pesar de mi inculpable integridad, me condenan. Pero al fin, medios habrá de viadicar mi inocencia, si me escucha Don Gonzalo con mas espacio. Intercedan ustedes. Bas. Vamos á estar con él, y hacer la mas séria averiguacion de todo.

Clar. Y no debiera estar hecha antes de insultar así á un hombre honrado? Bas. Aquí llega Pepita. Y viene riñendo

Con su amada compañera.

Clar. Vámonos por este lado

no sea que nos detengan.

Vanse por la derecha Doña Clara,

D. Eugenio, y D. Basilio.

scena vii. D. Pepita, con unos naipes en la mano, y D. Ambrosia, que salen por la izquierda.

Pep. Esto no se hace commigo;
no, señora. Es insolencia del Marqués. Pues! Disputarme que es codillo, siendo puesta! aquí está la baza: mira.

Amb. Cierto: la baza tercera; el hizo quatro; yo dos...

Pep. arrojando las cartas con enfado.
no hay tal codillo. Amb. No sea.
Pero ven acá: te irritas
por esa gran bagatela
con quien te complace en todo?

Pep. Bastaba que lo dixera
yo, para no replicarme.
Y en fin; tengan ó no tengan
razon las damas, los hombres
deben darsela por fuerza.

Amb. Pero has tratado al Marques malamente. Eso quisiera
Don Eugenio, que riñeseis los dos. Pep. Aunque él me impacienta con sus amonestaciones, tiene otro modo; y sus prendas, si he de hablar con claridad, merecerían que hiciera mas caso de él. Amb. Que tal digas!

Pep. Una cosa es que por tema,
por despique, por venganza
de que me enamora á medias,
y anda buscando defectos
que tildarme, yo conceda
mis favores al Marqués,
y otra es que no comprehenda
lo que vale cada uno.

Amb. Con que tu correspondencia al que eliges por esposo solo se funda en que intentas castigar con un desaire al competidor? Pep. Lo aciertas.

Amb. Pero no le amas? Pep. Conforme. Si el amor es sentir penas, ansias, desvelos, fatigas, y toda aquella caterva de lástimas que he leido en comedias y novelas, yo no tengo tal amor; ni entiendo como hai quien pierda

e

el sueño y el apetito por semejantes simplezas. Pero si es amor gustar de su aire, de su viveza, de su petimetrería, y buen pico, yo estoy ciega por él. Amb. Eso basta; y sobra. Con tal que no se aborrezca á un hombre, es mui suficiente para marido qualquiera; que bodas de enamorados no son las que mejor prueban. Lo cierto es que por un ojo de la cara no se encuentra un novio: (en lo que consiste no lo sé.) La grande empresa es salir del infeliz estado: despues se arregla cada una como puede; sobre todo quando acierta con un hombre racional, dócil, franco y de experiencia del mundo como el Marqués. Si te alabo, es por esta razon mui principalmente; pues en la hora que dieras á Don Eugenio la mano, pobre Pepita! Hazte cuenta que ibas á ser una esclava. Aquel? No te permitiera ni un desahogo inocente. Con sus máximas añejas, su indigesta condicion, y sus cansadas leyendas pasaras buen noviciado. Dios nos libre! Te midiera los pasos con un compas. el Marqués.... ( qué diferencia!) ya verás que bien te trata. aunque en casandose, piensa llevarte á Italia, le harémos que desista de esa idéa; y viviendo tu en Madrid, figurate qué perfecta. vida nos podrémos dar, unidas en tan estrecha confianza como ahora. Si : nos tiene mucha cuenta esta boda á ti y á mí. pero temo que no sepas

manejarte con el pulso n ecesario en la carrera que vas á emprender. Pep. Confieso que tengo poca reserva para esas cosas. Amb. Pues, hija, es menester que la tengas; porque te aseguro que hoy sin un poco de trastienda está una muger vendida. Tiempo llegará en que pueda yo, pues que soi veterana, hacerte unas advertencias muy utiles; por que, mira: como en casa y fuera de ella" los hombres todo lo mandan, á nosotras no nos queda mas recurso que mandarlos á ellos. De esta manera tambien lo mandamos todo. He aqui la primera ciencia de una muger. No es muy fácil; mas no hay remedio: aprenderla; ó resolverse á vivir perpetuamente sujeta.

Pep. Vaya! Como yo me aplique quatro dias con tus reglas, y mi tal qual travesura, seté el honor de tu escuela.

Amb. Ah! Gobernar a los hombres es arte de mucha tecla, y no se adquiere tan pronto. A cada qual se le lleva con método muy diverso. Por mas que ellos se envanezcan de lo que pueden y saben, pregonando á boca llena que nuestro sexô es el débil, todos tienen sus flaquezas, y tanto, ú acaso mas deplorables que las nuestras. Descubrir á cada uno la suya, y darle por ella, ese, amiga, es el secreto, esa es la llave maestra. Desde luego se supone que la cobarde que no entra poniendose en el buen pié de mandar con prepotencia los primeros quince dias, por siempre jamas se queda

hecha una monja en el siglo, hija humitde de obediencia. Es menester habituarlos. Si el recien-casado empieza á ceder, cederá siempre; y la muger triunfa y reina. Pero algunos que al principioson dociles, se rebelan despues. Aqui es necesario recurrir á las cautelas mas delicadas del arte. A veces, indiferencia; oir serena los cargos, y como que se desprecian: á veces abatimiento de dolor y de vergüenza. Y si no basta, acudir con quatro caricias hechas á tiempo; pero no usarlas con demasiada frequencia, porque si llegan à hacerse mui triviales, ya no pegan. Quando el casó apriete mucho, declamar con entereza, y con furor que amanece resoluciones violentas, v de tal publicidad que el pobrecillo las tema. Sobre todo, negar siempre; v nunca echarse por tierra. en fin.... Pero me dexaba lo mejor. Una xaqueca de quita y pon, un buen flato, manejado con prudencia, son un bálsamo, querida; porque no solo libertan á una muger del apuro y ahorran muchas respuestas, sino que todos entonces la cuidan y la contemplan, y lo que antes fue renirla, es luego compadecerla. Por la mafiana: "Dios mio! ", estoy fatal, casi muerta; " pero à la tarde vestirse; como si tal cosa fuera; parchecitos en las sienes; y al paseo, a la comedia, al bayle, o a lo que salga. Pep. Segun eso se remedan

los flatos? Amb. Muy á lo vivo; ó sinó; un dolor de muelas. Con qualquier enxuagatorio se tiene la boca llena; y entonces, aunque la estrechen á una, no se contesta.

Pep. Bien fáciles de aprender me parecen esas tretas.
mucho mas dificultoso
es llorar quando una quiera;
y eso ya lo sé yo hacer.

Amb. Sí? Pues tu saldrás experta. Pep. Y hacerme la vergonzosa quando oigo cosas no buenas para que los hombres queden prendados de la inocencia.

Amb. Ingenio felíz! Por donde muchas acaban, tú empiezas.

Pep. Con todo; quiero me enseñes nuestras máximas secretas.

Amb. Solo aquí, que no nos oyen los hombres, las descubriera. Hay otras muchas; y todas contribuyen al sistema de que hagan su voluntad, gasten siempre, y se diviertan las carísimas esposas que carísimo les cuestan.

Pep. Es menester que lo aguanten al fin, quieran ó no quieran; que para eso son maridos.

Bastantes impertinencias sufrimos con criaturas con amas, y otras cinquenta pensiones, que ellos no sufren.

Les toca cuidar la hacienda: luego el gastarla con todo lucimiento es cuenta nuestra; ó verán lo que les pasa si no nos tienen contentas.

Amb. Sin duda ya ellos conocen algo de esto; porque apenas se les habla de consorcio, huyen el cuerpo, y nos tiemblan.

Pep. Prosigue, amiguita mia; que me gustan esas reglas.

Amb. De paso he dicho esto: el us)
te enseñará otras cosuelas.

Pep. Pues mas despacio hablaremo.

Amb. Sí; que es larga la materia.

25

vamos, discípula. Pep. Vamos; incomparable maestra.

Amb. Volvamos á la partida.
Pero aguarda. Aquí se acerca
tu padre. Puedes ahora
echarle una especie suelta
sobre eso que hemos tratado.

Pep. De mi tia? Amb. Y que la obsequia Don Eugenio. A ver si es dable deshacernos de él y de ella. ESCENA VIII. D. Pepita, D. Ambro-

sia, el Marques y D. Gonzalo. Marq. Es deshonorante el crimen.

Puede estar mas descubierta la traicion de Don Eugenio?

Gonz. Pero mi hermana se empeña en disculpar á su amigo.... (Suio, porque si antes lo era mio, ya no lo es.) Amb. Y usted se admira de que defienda Doña Clara á Don Eugenio?

Marq. Ignora la inteligencia amorosa que mantienen. (na. Gonz. Mi hermana y él? Pep. Como sue-Gonz. Qué dices, muchacha? Pep. Digo

lo que sé. Pues soi yo ciega?

Gonz. Aunque los tres me lo afirmen, no concibo tal sospecha contra Clara, que no ha dado jamas que decir. Pep. Es diestra en ocultar con la capa de santidad las miserias

humanas; mas yo la entiendo. Gonz. Es fragil como qualquiera; pero suspendo mi juicio hasta que tenga unas prnebas.

Pep. Yo las daré mui de vulto. Verbigracia: su doncella me cuenta que Don Eugenio ni un dia siquiera dexa pasar sin ver á mi tia.

Gonz. Eso es porque, como piensan á lo filosofo, gustan

uno de otro.

Amb. en tono demalicia. Ya: congenian. que es lo principal. Pep. Y si andan regalándose finezas como dos enamorados, qué dirá usted? Gonz. De manera que pueden ellas ser tales...

Pep. Pero como! Usted se acuerda del relox que dió á la tia quando se casó? Pues sepa que lo tiene Don Eugenio, ponderando que le aprecia.

Gonz. Y ella se le ha regalado?

Pep. Pues querria usted que él fuera à hurtarle? Gonz. Yo necesito verlo

Pep. Luego que parezca
por aquí, se le haré yo
sacar. Y quando usted vea
un bolsillo de oro y plata,
con un pasador de piedras
finas, y (ló que donota
mas estrechez) con las letras
del nombre de Don Eugenio.
El le tiene: obra estupenda
de las primorosas manos
de mi tia, y manifiesta
memoria de su cariño.

Gonz. Y eso es cierto? Pep. Usted no en gazmoñadas. Las que (crea son así, mosquitas muertas....
Dios me libre! Y dan consejos á las demas. Zalameras!
Yo digo: sí, sí; nó, nó;
y quiero la gente ingenua;

pero esas hipocresías....

Gonz. Calla, niña. Pep. Me de guellan. Gonz. Es posible que mi hermana....
Pero allá se las avenga
con su marido. Amb. Aquel sí:
es hombre de mucha espera:
un bendito. Marq. El tomará
paciencia. Al fin, siempre es esta
la suerte de mil maridos;
y no obstante que los juegan

sobre el teatro à la cara del porterre, ellos no dexan de seguir su tren de vida, ni toman una gran pena.

Pep. Y usted, padre, qué me dice del Don Eugenio, que, mientras públicamente pretendo á la sobrina, festeja á la tia callandico?

Parece que el hombre es pieza.

Amb. Oh! yo no sé con que cara

solicita le prefieras al Marques.

Marq. Si él me pudiese

La Señorita mal criada.

26

suplantar, para mí fuera un golpe mortificante. No lo temo... Mas él llega. ESCENA IX. Los dichos, y D. Eugenio,

Eug. Mi señora Doña Clara,
y su digno esposo esperan
que usted, señor Don Gonzalo,
por un breve rato venga
conmigo á la sala. Allí
daré á usted la mas completa
satisfaccion que es posible
por ahora; pero resta
que mañana, ó esta noche,
luego que estemos de vuelta
en Madrid... Gonz. Bien. Todos esos
quebraderos de cabeza
dexémoslos para allá,
y veremos por quien queda.

Pep. Don Eugenio qué tal anda su relox de usted? Quisiera poner el mio á la hora. á ver. Eug. Sacando el relox.

Las nueve y quarenta.

Gonz. Acercándose á mirar el relox. nueve y quarenta.... En efecto.

Vaya que no lo creyera! Eug. Qué fuese esta hora? Gonz. Pues:

hubo aquí una duda.

Pep. No era yo la que estaba atrasada á de noticias. Por la tema: (D. Gonz. se ha desengañado usted?

Gonz. Tienes razon. Quién me trueca

este doblon de ocho?

Eug. Sacando un bolsillo. Yo.

Gonz. Para pagar una cuenta
al tio Pedro. Pep. Que bolsillo
tan lindo! Pues en las tiendas
no los hai de estos. Eng. Perdone
usted que no se le ofrezca;
porque es dádiva estimable
de otra dama. Pep. Y se pudiera
saber quien es? Eug. Su señora
tia de usted. Pep. Sí? de veras?
Está mui bien empleado.

Gonz. Mirando con atencion al bolsillo. Celebro que se entretenga mi hermana en buenas labores, propias de su sexô. En ciertas especies de habilidades, la que menos corre, vuela.

Pep. Marques, á jugar; que estoi picada de aquella puesta.

Marq. Y querrá usted desquitarse?

Pep. Sí; pero de otra manera.

Esos juegos carteados son tan insulsos.... Si fueran de apunte, ó de envite fuerte.

Marq. Al quince? Pep. Al quince me la inclinacion. Sí: envidado. (lleva Vamos, amiguita. Juega usted, Don Eugenio? Eug. Yo? Solo por condescendencia; por aficion, nunca. Pep. picada. Y que? Si lo toma, ó si lo dexa, para mí es lo mismo. Eug. Ahora voi á dar una respuesta á Doña Clara; mas luego....

Pep. Pues vaya usted, y no vuelva

Ea! Piérdase de vista.

Eug. Lo que he dicho es. Pep. Si la tierra tuviera un escotillon porque desapareciera de aquí mas pronto! Eug. Señora.

Per. No hago yo mayor fineza en convidarle, que usted en admitir? Eug. Quién lo niega. Obedeceré al instante.

Pep. No me gustan obediencias forzadas. Marques? Marq. Madama! Pep. Vámonos. Coge del brazo al Marques como para irse con él.

Eug. Si mi presencia es la causa del enoya queda usted libre de ella. vas. (jo,

Pep. Agua: la ida del humo. Gonz. Chica, y conmigo no cuentas?

Tambien soi aficionado un poco á tirar la oreja.

Pep. Pues venga usted. Amb. Ve de-Tenemos cierta materia (lante pendiente tu padre y yo. Ya vamos. Pep. No te detengas. Al quince, Marques, al quince.

Marq. A todo lo que usted quiera. ESCENA X. D. Gonzalo, y D. Ambrosia.

Amb. Va usted conociendo ya las gentes que le rodean?

Gonz. Sí, señora, y descubriendo mas terreno que quisiera. Me fiaba de un amigo á quien entregué mi hacienda;

y él me callaba que estoi en términos de perderla. Mui prendado de mi hija, y conservando secreta intimidad con mi hermana. Todos son unos. La buena señora, despues de hacerse la impecable.... Tambien ellas

señora, despues de hacerse la impecable.... Tambien ellas deben de ser todas unas. Amb. Todas no. Yo bien pudiera citar alguna, de quien es regular que usted tenga buen concepto, y que le debe la mejor correspondencia; que mirando por su casa de usted, tanto se desvela en cuidarla, que se olvida de la propia por la ajena; (leve muestra del afecto sólido que le profesa); que para evitar los muchos riesgos á que vive expuesta una señorita joven, huérfana de madre, zela con esmero su conducta, la acompaña y la aconseja; y en fin.... Gonz. Ah, vecina mia! Basta: no me reconvenga usted con los beneficios que su bondad me dispensa. Sé como se sacrifica por servirme, y que está hecha perennemente una esclava sin apartarse de Pepa. Sé tambien (y lo agradezco) que á no ser porque gobierna lo económico una amiga juiciosa, yo no tuviera ni camisa. Amb. Pues quien sabe todo eso, conviene sepa igualmente quan injusta, quan amarga recompensa logra ya de sus afanes la que tan bien los emplea. Ai, amigo Don Gonzalo! Los quatro años de frequencia continua en casa de usted, y nuestra cordial y estrecha union (que á nadie se oculta) son causa de que hoi padezca

el honor suyo, y el mio. Ya mi opinion anda en lenguas de las gentes. Los que mas nos favorecen, sospechan que estamos secretamente desposados. Otros siembran voces mas perjudiciales á mi notoria decencia. No hai que decir mas á un hombre que justamente se precia de caballero. En sus manos con gran confianza entrega su crédito una señora para que, segun conciencia y pundonor, le restaure. Y si el mérito que alega de fiel amiga no basta, baste saber que encomienda una dama el noble y digno desagravio de esta ofensa al mismo que, aunque inocente, ha dado lugar á ella. Me explico así precisada: perdone usted mi franqueza.

Gonz. Sentiria que persona
á quien debo las finezas
que á usted, llegase á tener
hoi de mí la menor queja.
Pero esos murmuradores
maliciosos se desprecian.

Amb. Acá los despreciaremos nosotros, enhorabuena; mas el público, juzgando por todas las apariencias, les da asenso; y en usted consiste el desvanecerlas.

Gonz. Jamás podré yo faltar á una amiga verdadera. Pero, señora, mis años....

Amb. Los años! Que? Soy yo de estas calaverillas que pierden las mejores conveniencias solo porque el novio gasta peluca, y luego se prendan de un tupé mui bien rizado y una cabeza mui hueca? No hai desproporcion tampoco. Usted tendrá los cincuenta.

Gonz. Sí tal: camplidos. Amb. Y yo al rededor de los treinta.

D 2

Gonz. Ya usted sabe que mi genio...

Amb. No le hai en toda la tierra
tan cortado para el mio.

Ambos somos de una escuela:
alegres, sin pataratas,
siempre iguales; y la prueba
es no haber tenido un sí
ni un nó. Genz. Tá! ni Dios lo quiera.
Solo que amo demasiado
mi libertad; y el sistema
de vida á que estoi tan hecho.

Amb. Que inconveniente! Eso fuera

bueno quando yo imitara
á la difunta en lo séria,
en lo encogida, zelosa,
y amiga de tomar cuentas
que fué, segun me ha contado
usted mismo. Genz. Todo eso era.

Amb. Conmigo no tendrá usted.
ninguna de esas molestias.
Entrará, saldrá; temprano,
tarde: que se divierta
á su modo: haré lo propio.
Viviremos en perfecta
concordia. Pués. Lo demas
no es matrimonio; es galera.
Yo tengo bastante mundo:
á usted ya nadie le lleva
de los andadores. Gonz. Ambos
comemos pan con corteza.

Amb. Unidos, mas no sujetos, haremos buena pareja.

Gonz. Está bien... Pero cuidado, vecina, que ha de ser esa la principal condicion.

Amb. Y yo quiero que lo sea.

Gonz. Así, ya nos convendremos.

Amb. Basta la mutua promesa. Gonz. Rabiará mi hermana. Amb. Rabie.

Qué necesitamos de ella?
Pepita; con el Marques;
yo con usted. Demos priesa
á estas dos bodas. La dicha
de los quatro ya es completa.
ESCENA XI. Los dichos y Bartolo.

Gonz. Qué traes de bueno? Bart. Dice la Señorita que espera á sus mercées. Amb. Ya vamos.

Gonz. Di : se han matchado de veras los majos? Me ha parecido

que sonaban allá fuera
las guitarras. Bart. La verda,
señor. Están en la huerta
de enfrente. Yo les icho
que tan presto no se jueran;
porque, aunque la Señorita
los despachó, me hice cuenta
de que aquello era un arranque,
y que á la postre.... Gonz. Ocurrencia
muy feliz! Anda, Bartolo,
y diles que al punto vuelvan. á D. AmSe les llamará á su tiempo (brosia.
para celebrar la fiesta.

en guardar las castanuelas! vase.

Amb. Venturoso dia! Vamos,
esposo. Gonz. Vamos; parienta,

viva la alegría! Amb. Viva!
Y muera la envidia! Gonz. Muera!
ACTO TERCERO.

ESCENA I. D. Clara, el tio Pedro y Bart. Clar. Con que segun usted dice, todavía estan jugando?

Ped. Sí, pardiez; y en too el dia llevan traza de dexarlo.
Pero envidan los doblones como si jueran ochavos.
Ya le igo á su mercé:
yo vengo escandalizáo.
Verdá es que nunca he visto jugar sino acá en el campo á los probes, algun dia de fiesta, la brisca á quarto.
Pero aquello es divertirse con quatro amigos un rato; y no tirarse lo mesmo que si no jueran Christianos.

Bart. Ai, tio Pedro! Si en Madril, segun á mí me han contáo, hai hombre que en una noche.... En una noche? en un quarto de hora, pierde quatro veces mas de lo que un hortelano como yo, con cinco riales, gana sudando en un año.

Ped. Serán ricotes. Bart. Se entiende. Y mas si tienen vasallos que se lo ganen. Ped. Aquellos que han de hacer sino jugarlo? Clar. Y dice usted que quien pierde

mag

mas que todos es mi hormano?

Ped Lo igo porque, aunque pierda
la Señorita otro tanto,
y lo mesmo Doña Ambrosia,
naide paga sino el amo;
y diz que del cuero salen
las correas. Supongamos
que el buen Marqués á toicos
me los iba ya pelando.

Bart. Estos así son dichosos en quanto ponen la mano. Y el amo y la Señorita como le hacen tanto caso. No me engañára él á mí, con todo que soy un macho; ni á usté tampoco: es verdá señora?..

ESCENA II. Los dichos, y D. Basilio.

Bas. Qué es lo que acabo de ver! No es posible esté en su juicio mi cuñado. Ni él, ni su hija, ni su amiga saben ya como ni quanto pierden. El Marqués se rie de verlos precipitados; los pica, los atolondra; y ellos se van empeñando con ansia de desquitarse. Qué demencia! Y no es lo extraño que hayan perdido el dinero que trahían; porque al cabo será corta cantidad; ·mas, jugando ya con tantos, nuestra sobrinita, en fuerza de su genio arrebatado, se ciega, envida sin tino, y por un cálculo saco que con quinientas medallas no pagará Don Gonzalo la pérdida de los tres.

Clar. Qué dices? Bas. Y he reparado que el Marqués no juega limpio.

Clar. Tambien esa? Bas. Por debaxo de la mesa al disimulo sacaba de quando en quando naipes para completar el punto de quince... Ped. Rayo!

Bas. Sin duda en la faltriquera los trahía preparados.

Clar. No puedo yo consentir

de unos y otros. Allá voy.

Bas. Qué pretendes? Clar. Remediarlo. va-Bas. Mi hermano toda su vida (se por ha de ser un perdulario. (la iz-

Ped. Aquel señor forastero (quierda. que ahora poco ha llegao, y que usté quiso que entrara á descansar en mi quarto, allá se ha queáo solo.

Yo voy á ver si quiere algo.

Bas. Dígale que volveré
á estar con él: que, entretanto,
se mantenga oculto allí;
y que ya tendré cuidado
de avisarle se presente
aquí quando llegue el caso.

Ped. El dixo que á Doña Ambrosia es á quien viene buscando.

Bas. A su tiempo la verá. Yo me entiendo. Ped. Pues me marcho. v.

Bas. Ya, por fin, el Mayordomo parece que te ha sacado del cuerpo aquel gran secreto.

Bart. Quise al prencipio callarlo; pero dempues dixe: no: aquí hay algun contrabando; porque meter Doña Ambrosia un papelito doblao drento de la faltriquera de aquel Señor, mientras tanto que él y el Marqués y él estaban enzarzáos, nó, no medio buena espina; ni tampoco lo que hablaron, quando se jué Don Ugenio, la viuda y el perroquiano.

Bas. Dexa; que con ese aviso luego se pondrán en claro ciertas cosas. Bart. Bien pudiera su mercé dicirme en pago qué caballero es aquél que está tan agazapáo en el quarto del tio Pedro, desque su mercé en el patio le vido y le hablo. Vendrá á la juncion convidáo?

Bas. Ya tendrá su parte en ella. Vé á recoger su caballo. Hace Bart. Voy corriendo. Mire usté: (que se

La Señorita mal criada. 30 vo estaba tras de aquel árbol, (va y quando el Marqués y la viuda (vuelve. Bas. Todo lo sé. Bart. Es que yo callo muchas cosas. Bas. Véte, véte. Bart, Pero tambien, quando hablo, hablo. ESCENA III. D. Gonzalo, y D. Clara, que salen por la izquierda: D. Basilio, y Bartolo que habiendo hecho ademan de irse, se queda un poco retirado. Clar. No estaba presente yo; que ya lo hubiera estorvado; y no te precipitara iu deguedad en el lazo que te armaba un hombre astuto.

y no te precipitara
nu deguedad en el lazo
que te armaba un hombre astuto
Bien lo pagas. Pero extraño
contribuyas á que Pepa,
sobre todos sus resabios,
se aficione á un juego fuerte,
origen de mil estragos.
onz. Cierto que es mucho el dine

Gonz. Cierto que es mucho el dinero que el Marqués nos ha ganado; mas todo se queda en casa.

Bas. Qué cuentas haces, hermano?

Gonz. Como él ha de ser mi yerno,
al ajustar los contratos
eso menos llevará
en el dote. Clar. Bien pensado!

en el dote. Clar. Bien pensado!
Con que esa boda es segura? (caso
Gonz. Esa, y otra. Clar. Qual? Gonz. Me

con mi amiga Doña Ambrosia.

Clar. Pero como? Bas. Pero quando?

Gonz. Como? Queriendo los dos.

quando? Muy pronto. Clar. Gonzalo!

Gonz. Ya te dire los motivos, que son muy extraordinarios. Repa-Picaro? que haces ahí? (rando él nos estaba escuchando. (en Bar-

Bart. No, señor: lo de esas bodas? (tolo. no tengo ya que escucharlo.

Desque he vinio yo aquí la otra vez con un recao, la señora Doña Ambrosia y usté no estaban hablando mas que de eso. Gonz. Ea! qué esperas?

Bart. Si mandan algo. Gonz. Mandamos quo nos dexes. vase Bartole.

Bas. & D. Gonzalo. Bien dispones tus proyectos. Yo oígo, y callo, pero sé que en descubriendo cierto secreto que guardo,

ni tu has de querer ya dar á tu vecina la mano, ni mi sobrina al Marqués.

Gonz. Como así? Bas. No lo declaro por ahora. Lo sabrás dentro de muy breve rato, quando estén juntos aquí todos los interesados.

Gonz. Buenos misterios! Clar. Escucha.

Que seas tan insensato!
que no consultes las cosas!
y que tengas tan cerrados
los oídos para todos
los que bien te aconsejamos!
solo Doña Ambrosia puede
contigo! solo el incauto
proceder, el mero antojo
de una niña, y sus disparos
han de ser la lei, la norma
de tu conducta! Gonz. He soltado
una palabra al Marqués,
otra á Doña Ambrosia; y me hallo
en precision de cumplirlas.

Clar. Eso es: pundonor exacto en el cumplimiento de ellas; y en darlas ningun reparo.
Tu hija y su amiga son locas.

Gonz. Vaya, que te has levantado hoy de malísimo humor! pero, hermana, hablemos claros. Ya que tachas sus acciones y las mias, (baxando la voz.) por lo baxo te prevengo que reformes las tuyas. Clar. Y yo, por alto, respondo que no podrás hacerme ni un leve cargo.

Gonz. Uno, y gordo. Clar. Será injusto.
Gonz. Meta cada qual la mano
en su pecho. Todos tienen
porque callar. Pues acaso
que Pepa quiera al Marques
es algun delito raro?
no son solteros? Pues todo
se compone con casarlos.
Pero tú que dás lecciones
de cordura, y en tu estado,
ya ves que tanta amistad
con Don Eugenio dá campo
para que las gentes crean....
Clar. Creerán lo que es muy falso

fal-

faltára conversacion divertida en los estrados, si la malicia dexase de suponer que en el trato de personas de dos sexôs hay siempre algun fin dañado. Muger, y tener amigo? no se vé ya ese milagro. Hombre y amiga? Imposible. Quien la trata mas? Fulano. Ese es el cortejo amante, galan, pique, mueble, trapo. Y porque quatro indiscretas, ó fáciles, han cobrado la opinion que Doña Ambrosia, y la que desde hoy presagio cobrará tambien tu hija, si no se precabe el daño, han de perder su buen nombre las mugeres de recato?

Gonz. Pero poco á poco, hermana.

Mi juicio no es temerario;
y si lo he de decir todo,
quando dos se hacen regalos
como un relox, verbigracia,
para que el enamorado
sepa á qué hora fué dichoso,
ó un bolsillo muy profano
con sus letras.... Ya me entiendes.

Clar. Lo entiendo; y no satisfago á indignas reconvenciones.

Bolsillo y relox son ambos dones mios; y con ellos celebro mucho haber dado á Don Eugenio una muestra de cordial afecto. Gonz. Estamos de la otra parte. Qué mas, si el reo canta de plano?

Clar. En publico lo diré,
y sin el menor empacho.
Pero solo he de dar cuentas
á mi esposo; no á un hermano
que con sospechas iniquas
hace el mas sensible agravio
á una hermana que se precia
de tener mui bien sentado
su crédito en esta parte.
No es posible que vivamos
unidos: bien dixe que era
inutil reconsiliarnos.

Ya que con tan poco honor piensas de mí, lo acertado será no volver á vernos. Mi único fin, mi consto era impedir el desorden de tu casa. Ya no es arduo mi empeño; es inasequible, si algun pronto desengaño no te escarmienta; y así de qué sirve incomodarnos? dá esa Madrastra á tu hija: goce en propiedad el mando la que tanto abusa de él teniendole de prestado. Ese charlatan viajante sea, pues, depositario de tu confianza y bienes: ambos te darán el pago. Yo me vuelvo ž mi retiro.

Gonz. No, Clara, no. Clar. Sí; Gonzalo. ESCENA IV. D. Clara, D. Gonzalo,

D. Eugenio.

Eug. Me pesa mucho de hallar á ustedes así altercando.
Haya paz, buena harmonía.
Pero ya veo que valgo mui poco con el señor desde que ha desconfiado de mi verdad y honradez.
Ninguno de mis descargos ha de poder convencerle?

Gonz. Ya he dicho que suspendamos

eso para otra ocasion.

Eug. Mi credito está empeñado; y ántes de veinte y quatro horas ofrezco ponerle en salvo.

Tengo amigos que me abonen; y el primero es su cuñado de usted. Gonz. Don Basilio? Vaya: sea en hora buena que ambos se lleven bien, y uno á otro se favorezcan. Clar. Al caso.

Eug. Entregaré puntualmente, al instante que volvamos á Madrid, el principal que usted ha depositado en mi poder. Gonz. Eso. Eug. Y luego espero probar que es falso aviso el de que padezca mi fábrica menoscabo;

porque esa voz, difundida, puede causarme un quebranto verdadero: Gonz. Bien está. Sí: sí: los quartos, los quartos. Todo lo demás es paja.

Clar. Que así procedas, hermano!

Te conocí generoso; ya no lo eres. Gonz. Me he mudado, lo mismo que las juiciosas que han estado edificando con su virtud, y despues, alborotadas de cascos, hacen lo que muchas locas de quienes murmuran tanto. Ustedes tendrán que hablar. A lo menos no sirvamos (nio de estorbo. A Dios. Clar. No es el ge-

wase por la puerta de enfrente.

de este hombre inconsiderado
para mi formalidad.

Aquí se viene acercando
otro que tal. El Marqués.

Voyme; porque sin enfado
no puedo ya resistir
su parola y su descaro.

Vase D. Clara por la derecha; y sale el Marqués por la izquierda, deteniendo á D. Eugenio, que hace ademan de irse con D. Clara.

ESCENA V. El Marqués, y D. Eug.

Marq. Don Eugenio, una palabra. Gelebro haber arribado á tiempo de hallarle solo. Qué entendió usted decir quando le hizo ver aquellos versos Doña Ambrosia? Es necesario que en un pequeño detalle me lo explique. Eug. Precisado á dar mi dictámen, dixe no estaban en Castellano.

Marq. Fué un insulto. Eug. Contra quién?
Marq. Contra el Autor. Eug. No conssu nombre, á nadie ofendí. (tando Censuré unos versos malos, y no mas. Marq. Pues yo los hice.

Eug. Lo siento; mas no retracto mi opinion. Marq. A mí, que soi academico honorario de los Arcades de Roma? A mí, que entre ellos me llamo Olocosmo Girabindo?

necesito un desagravio de necesito un desagravio de necesito un desagravio de necesito de ultraxe tan revoltante....

Pero estamos desarmados.

Eug. Aun no estandolo, no riño por debates literarios.

Marq. Pues bien, Señor: yo por todo

lo que me afecta me bato.

Eug. No lo merece este asunto.

Marq. Yo tuve por igual caso
con un Milord (que era Ingles)
un duelo de los mas raros.

Eug. Siendo Lord, supongo no era Ruso, Aleman ni Polaco.
Pero él hizo mal; pues nunca dicta el pundonor al sabio que emiende con el azero lo que la pluma ha pecado, y á la fuerza de razones oponga fuerza de brazos.

Marq. Haré publico este duelo, y que usted no le ha aceptado. Eug. Enhorabuena: sabrán que conservo el juicio sano;

que conservo el juicio sano; que no tocan al honor questiones sobre vocablos; las quales, no con la espada, con los libros en la mano se aclaran. A esto me obligo; á este desafio salgo.

Marq. Muy bien va. Disputaremos por escrito. Eug. Presentando usted sus versos, diré en qué fundo mis reparos.

Marq. Y yo haré respuesta. Eug. Entonnombrarémos tres ó quatro (cos
Jueces hábiles. Marq. De acuerdo.
Me pico de Literato
como qualquiera. Con todo,
pretendo que nos batamos,
porque tengo otros motivos.
Eug. Si son otros, explicarlos.

Marq. Usted sabe que Pepita
es ya mia. Eug. Si ese caso
ha llegado, no me consta.

Mara Pero está ya contratado

Marq. Pero está ya contratado nuestro enlace. Eug. No lo ignoro. Marq. Y usted quiere, sin embargo, seducirla. Eug. Aconseiarla

seducirla: Eug. Aconsejarla.

Marg. Es menester decidamos

Es-

Este punto. Eug. Ella es quien puede decidirle : de su labio ha de salir la sentencia. La espada no puede darnos dominio en su corazon; porque es acto voluntario en ella elegir aquel que halle-digno de su agrado. Si juzga que no lo soi, con renir lo seré acaso? Dando muestras de valiente, las diera de temerario; y al fin siempre quedaria igualmente desairado. Aquí viene. Marq. Ella no duda de la preferencia entre ambos. ESCENA VI. El Marques, D. Eugenio,

D. Pepita y D. Ambrosia. Pep. Qué es esto? De preferencia se disputa? Es excusado, señor Don Eugenio mio, que usted se dé malos ratos. Desde ahora para siempre protesto, juro y declaro que un hombre que galantea como en duda y al soslavo, poniendo mil cortapisas, y haciéndose el delicado, reformador de costumbres, serio dictador Romano, me choca, y me chocará eternamente. No me hablo con quien no tome el amor

bien á pechos y adestajo.

Ea! Ya está echado el fallo.

Eug. Las voluntades son libres.

Pep. Mucho; y la mia mas. Marq. Bravo!

Pep. Lo dicho dicho. Amb. Adelante;

y viva ese aire de taco!

Yo con el Marques me entiendo,

ESCENA VII. Los dichos, y D. Basilio.

Pep. Sépalo el tio, la tia, mi padre, y todos. No me ando en contemplaciones. Bas. Pepa! Contra quien te enojas tanto?

Eug. Contra mí. Ya este es negocio concluido. Marq. Y yo he triunfado por la obligante indulgencia de esta beldad, cuyo encanto

hace hoi la felicidad de mi vida. Bas. Y has pensado maduramente. Pep. Ya sé de memoria quantos cargos tienen ustedes que hacerme.

Marq. A maravilla. Yo parto

Marq. A maravilla. Yo parto á informar de un tan brillante fortunon á Don Gonzalo,

Al tiempo de irse, retrocede, y continúa: ah! Doña Ambrosia! Y mis versos? Usted los tendrá guardados.

Amb. sacando unos quantos papeles.
Aquí estan. Marq, Si usted se toma
la molestia de entregarlos
al señor, él hará de ellos
un crítico comentario
que ha ofrecido, Imprimiré
la respuesta que preparo;
y la han de dar los jornales

extrangeros miliaplausos. vase. Ambr. reconociendo los papeles; y revolviendo las faltriqueras, de las quales va sacando otros.

No parecen estos versos,
Ellos estaban mezclados
con los papeles que sabes,
Pepita.... aquellos,... Pep. Ya caigo.
Es finísimo el Marques. a D. Eugenio.
Sepa usted que me ha entregado
los billetes amorosos
de las damas que aceptaron
sus obsequios en Italia,
y en Nápoles, y otros varios
paises. Eng. Si usted supiera,
segun mis consejos, algo
de geografia, nunca
pensara que está situado
Nápoles fuera de Italia.

Pep. Poca erudicion. Al grano. Ello es que el Marques.... Amb. No con tales versos. Pep. Buscarlos. (doi Ayude usted, Don Eugenio.

Eug. Tomando y reconociendo algunos de los papeles.

A ver éste. Es Italiano.
Este, Frances. Tambien éste.

Amb. A que no los encontramos?

Eug. Aguarde usted. Esta es letra
del Marques. En castellano
está el papel. Pero es prosa.

Ž

Y borrador. Oh! que hallazgo!

Lee. "Señor Don Gonzalo de Medina:
"muy Señor mio: auque no tengo el
"honor de conocer á usted sino de re"putacion, la probidad me exhorta á
"comunicarle.

Así empezaba la carta

que recibió Don Gonzalo.

Bas. Sí: la letra es del Marques.

Ya se descubrió el arcano.

Amb. Será otra carta. Eug. La misma. Amb. O copia que le habrá dado Don Gonzalo. Bas. Es borrador.

Eug. Y estotro, si no me engaño, el de la carra que hallé

"Señor Den Eugenio de Lara: mui Se-"ñor mio: yo me hago un deber de "hacer saber a usted que en la fábrica "que tiene en esta villa...

Todo es suyo, hasta el lenguage.

Don Basilio, estoi pasmado.

Bas. Yo no; porque desde luego,
(y ya ve usted que no en vano)
malicié que en este embrollo
andaba el Marques. Amb. A espacio.
Vengan esas cartas. Bas. No:
perdone usted. En mis manos
estan bien depositadas.
Son útiles; y las guardo.

Amb. Mire usted que así lo pide una dama. Bas. No la falto al respeto en lo demás; pero en esto es necesario no la obedezca; pues debo salvar luego con tan claros documentos la inocencia de este caballero honrado. vase.

Pep. Yo no entiendo este embolismo.
Amb. Es un lance extraordinario

acá para entre nosotros.

Eug. Volviendo todos los papeles á D. Ambrosia, menos uno. Ya no nos hacen al caso

estos papeles. Pep. Qué tal?

Eug. No me importa examinarlos.
Al fin, aquí ha parecido
el que estábamos buscando.

Pep. Las coplas? Eug. Cierto. Aunque esel Marques versos tan malos, (cribe

su prosa es mucho peor. Amb. Don Eugenio, no partamos de ligero. Podrá dar el Marques tales descargos... Eug. Ninguno habrá suficiente. Pep. Me dirán ustedes quando dexan la conversacion? Yo en eso no entro ni salgo. Señor mio, á nuestro asunto. He dicho á usted que á mi lado quanto menos tiempo gaste será lo mejor. Eug. Mi engaño ha cesado ya, señora ya la excusaré el cansancio de oir mis exhortaciones. Que usted haya despreciado mi obsequio y buena intencion me es sensible; pero gano á costa de este desaire un gran bien, averiguando no seriamos felices con genios tan encontrados. Conocerlo tan á tiempo nos asegura el descanso.

mas tardío el desengaño!

Pep. Mui bien exclamado! Ahora
pudiera usted decirme algo
de aquello de falsa, aleve,
ingrata, homicida.... Vamos!

Ai de otros á quienes llega

Eng. Yo injuriar á quien me saca de un error? Bien al contrario: rendidas gracias la doi por favor tan señalado.

Señora á los pies de usted,

Pep. Señor, beso á usted las manos. Remedándole. Vase D. Eugenio.

Pep. Por esta vez me parece que no lleva mal despacho.

Amb. Te portas. Pero, amiguita;

me tiene con sobresalto
el grandísimo descuido
del Marques. No haber quemado
aquellos dos borradores!
Mal negocio! Y por qué tanto
los fué á mezclar con los otros
papeles! Pep. Pues bien: al cabo
qué resulta? Amb. Descubrirse
cierto enredillo tramado
para poner mal á ese hombre

para

con tu padre, y libertarnos de sus importunidades y su influxo. Mira un caso que debes tener presente. Todo papel reservado se ha de quemar. Pep. Ese, y otros consejos que me vas dando tendrán puntual observancia. Prosigue, que no me canso de la leccion; y aun me quejo de que en el otro repaso me dexaste con la miel (como dicen) en los labios. Vaya: segundos consejos que dió Don Quixote á Sancho, Empieza; que ya te escucho. Pero qué estás cavilando?

Amb. Tengo ahora mal humor. Otro dia mas despacio... Pep. Si no estás para ello, ten

à lo menos el trabajo
de oirme, y exâminar
si me voi haciendo cargo
de tus buenas instrucciones.
Yo de todas ellas saco
que el disimulo en nosotras
es mueble mui necesario.

Amb. Basta la apariencia en todo; y por eso dixo un sabio que el siglo de oro, de plata, de cobre, y hierro han pasado, y es siglo de similor en el que al presente estamos.

Pep. Todo será que yo pueda vencer este genio franco: á fe que no diré entonces palabra, ni daré paso sin estudio y precaucion. Yo tendré mis tertulianos: entre ellos no es regular me falten aficionados; y tomaré mis medidas para no descontentarlos. Manejándonos con maña, aunque ellos se vuelvan Argos, quien mas mira menos ve, como en los juegos de manos, Por exemplo: á los que á solas trate con mas agasajo. pondré en público mal gesto;

y tambien será del caso reñirles bien, quando lo oigan los que puedan separarnos, y aun hacer me reconvengan sobre lo mal que los trato. Además, me iré con tiento en llevarlos siempre al lado; pues, aunque veo que es duro privarnos de aquel gustazo de lucir una conquista, reflexiono, sin embargo, que las exterioridades nos pierden tarde ó temprano.

Amb. Bien dices. Las diversiones han de ser sin aparato; y quando el humo se vea, ya ha de estar quemado el quarto.

Pep. Lo que tambien me parece disparate es que tengamos criadas lindas, á pique de que den al ama un chasco.

Amb. No convienen dos figuras principales en un quadro.

Pep. Ahora: el escoger bichos para pages y lacayos será indecente. Amb. A lo me nos, hoi es gala lo contrario.

Pep. Oye: otra cosa me ocurre. Por si acaso hai hombres raros como ese buen Don Eugenio, que se que en de que estamos por conquistar, y pretendan que debemos saber algo, ya procuraré tener algunos libros sembrados ó cerca del tocador, ó en las mesas. Ostentando que leemos, basta: y luego que vengan á averiguarle. En nuestras conversaciones ya ves que no fatigamos el discurso. Quando alguna se vaya formalizando, con un ya, bien, pues, no digo? estamos fuera del paso. - Lo mismo hacen muchos hombres

y los llaman ilustrados.

Amb. Admirada estoi de oirte.

Pep. Es que me voi desasnando.

Amb. Si se infundirá esta ciencia

36

con la leche que mamos?

Mas vamos á lo que importa,

Pepita. No te ha picado
aquella serenidad,
aquel semblante pacato
con que oyó su despedida

Don Eugenio? Pep. Me ha volado:
sabes que ahora quisiera
atraherle. Amb. Ni pensarlo.

Era preciso humillarse,
y hacer papel desairado.
No te lo aconsejo, no.

p.p. Pues, animo! Prosigamos correspondiendo al Marques; y reviente el mentecato de envidia! Amb. Sí, sí: vengarse. Amiga, tendrás el lauro de que no logren su intento ni él, ni tus tios. Chafarlos. El Marques adora en tí: tu padre se ha disgustado con Don Eugenio, y no piensa exercer el menor acto de violencia con su hija: ya no escucha á sus hermanos; y por fin, serás Marquesa con su señoría al canto. Mas qué dirás, hija mia, al oir que Don Gonzalo se ha empeñado ahora en darte una madrastra? Pep. Sepamos como es eso. Amb. No te asustes. Lejos de ser en tu daño, madrastra solo en el nombre es la que te ha destinado. Hallarás en ella apoyo, consuelo, amistad, amparo; y hará por obligacion lo que ha hecho en el espacio de quatro años por cariño. Pev. No siendo tu, yo no alcanzo

Y eso te pone en cuidado?

Pep. Madrastra! mal parentesco!

Pero eres mi amiga, y paso

por todo. Amb. Cómo ha de ser?

Yo bastante he procurado

desvanecerle esta idea;

pero él está ten reacio...

En público alguna vez

quien sea. Amb. Dicho se está.

me habrás de besar la mano; mas los huéspedes se irán, y comeremos el gallo. Ni te daré sujecion, ni oirás el menor cargo; solo sí buenos consejos.

Pep. Como los que ya me has dado.

ESCENA VIII. D. Clara, D. Gonzalo, D. Ambrosia, D. Basilio y D. Pepita.

Clar. Por tu infundada sospecha, y por el notable agravio que me haces, no merecias satisfaccion; pero traigo quien me defiend: Basilio, ven, y explica á tu cuñado cómo ha podido llegar cierto relox mio á manos de Don Eugenio. Bas. Yo mismo se le dí. Gonz. Tu? Como? Bas. En de otro que aquel caballero (cambio tenia, y fué del agrado de mi muger. El, que en todo muestra su atencion y garbo, la rogó que le admitiese; y no pudiendo lograrlo, se valió de mí. Yo quise que aquel don fuese aceptado; y Clara en retorno hiciese á nuestro amigo el regalo de otro relox. Gonz. Ya: no fué mas que un trueque liso y llano.

Clar. Pero no, que hai otra prenda de por medio. Es necesario averigiiemos la historia de un bolsillo: como y quando le entregó la delinquente al complice. Bas. Pues sué el caso que el relox que ella admitió era de precio mas alto que el que cedia; y dispuso corresponder, compensando el exceso del valor con un bolsillo adornado de piedras, que Don Eugenio recibió, no de su mano, sino de la mia: prueba de que fué tan delicado el desinteres de Clara, que aun con un amigo de ambos no quiso quedar en deuda,

y á quien diga lo contrario, con enojo. yo ... Clar. Sosiegate. Gonz. Pues libre y sin costas. Si hai engaño, que no valga. Hermana mia, perdoname; compongamos todas las desavenencias; y le pasado pasado. Pepa es del Marques, y mia Doña Ambrosia. El trato es trato; que le apruebes, ó que no. Gritande. Bartolo! Señores, vamos á pensar en divertirnos. ESCENA IX. Los dichos, Bartolo, y el tio Pedro. Ped. Anda, hombre; que llama el amo. Bart. Señor? Gonz. Ya puede venir esa quadrilla de majos. Pep. Todavía no se han ido? Me alegro. Bart. Voiá buscarlos. vase. Gonz. Pues mientras vienen, sentarse; que va á empezar el fandango. Clar. Puedes celebrar tus dichas, con tal de que no asistamos mi esposo, ni Don Eugenio, ni yo. Basilio has mandado que pongan mi coche? Bas. Sí. Gonz. Y que? No hai mas que plantarnos? Pep. Vaian mui enhora-Nos quedaremos los quatro, padre, madrastra, hija y yerno; á ver si nos libertamos de pesadeces. Mirando ácia la izquierda. Quién viene? El Marques? No: el estirado señor de las reflexiones. ESCENA K. Los mismos, y D. Eugenio. Eug. á D. Clar. Es hora de que partamos? Pep. Al punto. Bas. Hai mucho que ha-Eug. La experiencia me ha mostrado (cer, que para amigo del padre ya no soi bueno, y soi malo para amante de la hija. Pep. Lo segundo sí que es claro. Eug. Mi pretension era necia; y desde ahora levanto la mano de ella. Pep. Acabemos. No venga usted presentando mas memoriales, porque

ya he puesto al margen: Negado.

Y el provisto... Señalando al Marques

Mire, mire. Will (que llega. ESCENA XI. Los dichos, y el Marques. Marq. Todo el mundo aquí? Y yo falto? Bas. Mui á tiempo llega usted. Para tu gobierno, hermano: la fábrica de este amigo no experimenta desfalco; y el aviso que hoi aquí has recibido, es mui falso. Mira el borrador de letra de tu Marques, que ha inventado la noticia. Marq. Cómo es esto? Amb. Lo ha descubierto un acaso. Gonz. Ya lo veo. Marques mio, todo lo que huele á engaño me disgusta. Marq. La verdad es, señor, que yo, ocultando mi nombre, he dado este aviso tan interesante. Salgo garante de que es seguro; y por hacer bien á entrambos... Gonz. Ah! Fué caridad? Marg. Sin dud. No tuve otro fin. Bas. A espacio. Hoi Doña Ambrosia y usted dispusieron, y lograron introducir al señor, cogiéndole descuidado, la otra carta en el bolsillo, con ocho dias de atraso en la techa, de lo qual le resultó un grave cargo. Mira el otro borrador. a D. Gaz. Amb. Repare, usted Don Gonzalo, que enemigos en vidiosos tiran á desconceptuarnos, y se valdrán de ficciones. Clar. Señora no las usamos. Bas. Bartolo, que sué testigo del lance, lo ha declarado Amb. Y contra gentes de honor se ha de dar crédito à un payo malicioso? Marq. Que esta intriga nos meta en un embarazo! Amb. Chismes, enredos. Gonz. Con toes menester aclararlos. (do, Clar. Aun dudas? Pep. Ea! Ya suena la música. A lo que estamos. ESCENA XII. Los mismos; Bartolo y majos. Estos salen tocando y bailando con mucha algazara; y apenas han dado unas vueltas, hace D. Basilio suspender.

Bas. Callen ustedes. Tenemos por ahora otros cuidados. Pep. Pues tengaselos usted, y dexenos. Echale agrio! Vamos allá, padre mio: seguidillas entre quatro:

Doña Ambresia y usted; yo con el Marques. Los nombrados.

D. Gonzalo con D. Ambrosia, y D. Pepita con el Marques, colocándose como para bailar.

Clar. Quedate con Dios. Gonz. De veras?

Bas. De veras nos ausentamos.

Pero antes tengo dispuesto dar á todos un buen rato. Tio Pedro, llegó la hora de que salga de su quarto de usted aquel caballero.

Que venga. Ped. Allá voi volando.vase

Bas. Advierto primeramente que aquí no necesitamos testigos de fuera. Importa que nos dexen libre el campo estos señores. Señalando á los majos.

Pep. Estan baxo mi sombra, á mi mando; y no les han de hacer otro

desaire como el pasado. Bas. Bien. Puede ser que te pese. (dos. Pep. Se han de quedar. Bas. Por queda-Gonz. Qué viene à ser eso? Bas. Aquí

ha llegado preguntando por Dona Ambrosia, un sujeto, que, no habiéndola encontrado en su casa, supo estaba en esta funcion de campo, y viene à darla noticias que la importan. Me persuado que con su informe podrá descubrirse el bribonazo, por cuya maldad quebró aquel negociante honrado marido de esta señora.

El Marques se imuta. Amb. Qué dice usted? Fuera hallazgo bien dichoso para mí.

Bas. Conoció usted por acaso al picaron? Amb. No: mi esposo tenia en el quarto baxo,

como suelen otros muchos negociantes, su despacho; y yo vivia en el piso principal, sin tener trato con los que iban á negocios de comercio. Don Eustaquio de qué sé yo qué dixeron que se llamaba el malvado; pero ni una vez le vi. Le ahogara entre mis brazos... Traidor, infame!

ESCENA ULTIMA. Todos. D. Carlos, vestido de camino. Los majos acia el fora.

Amb. Qué es esto?

Eres tú? Sobrino! Cárlos! D. Carlos abraza á D. Ambrosia. Entretanto el Marques vuelve la espalda á D. Cárlos; temiendo que este le vea. Carl. Querida tia!... Señores,

á la obediencia. Gonz. Atendamos. El Marques hace ademan de irse. D.

Pepita le detiene.

Pep. Adonde va usted, Marques? quieto aquí siempre a mi lado. Durante la conversacion siguiente, el Marques se vá á poner con disimulo detras del tio Pedro, que no estará lejos de D. Pepita.

Amb. No te esperaba tan pronto. Carl. Se hubiera alargado el plazo de mi vuelta, si en París no me hubiera informado de que el impostor maligno Don Eustaquio de Bolaños, por quien mi tio perdió caudal y vida, y que en vano me ha hecho viajar por Francia, Holanda y Paises-Baxos, hoy se pasea en Madrid

de Marqués de Fontecalda... (chaseo. Amb. Como! Gonz. Qué oigo! Pep. Fuera Pedro apartandose para dexar ver al Marques que se ocultaba detrás de él.

con título imaginario

Aquí está su Señoría. Cárlos echando mano al sable, y queriendo acometer al Marquês.

El es.... Indigno villano!

D. Basilio y D. Gonzalo contienen á

D. Carlos. El Marqués, D. Ambrosia, D. Pepita, y todos se quedan como pasmados; y despues de un corto rato, prosigue D. Cárlos: aquí mismo morirás como dés un solo paso. Gonz. Doña Ambrosia! y era usted madrina de tal ahijado? Amb. Ah! Yo estaba protegiendo á mi mayor adversario. Cárlos; por quién lo has sabido? Cárl. Por quien me ha dado el encargo de que entregase esta carta al esposo mas ingrato. Entregando una carta al Marques. Lée lo que aqui te escribe la infeliz que está llorando tu perfidia, y la dureza con que la has abandonado. Pep. Casado el Marqués! Carl. Su esqueda en París! Gonz. Caso raro! (posa Marq. Es calumnia sorprendente. Mi carácter ultrajado se vengara. Estoy sin armas; que si nó, tan fiero estrago hiciera. Carl. Amenazas locas, que ahora no son del caso. En una prision, no aqui, habrás de dar tus descargos, que por mas que los estudies, han de ser pocos y malos. Marq. Quien ha de prenderme? Carl. Yo. Bas. Y todos los que aquí estamos. Bart. Sí, Señor: voy á buscar una soga paa atallo. Carl. No es menester. Le tendrémos encerrado en algun quarto de esta casa, siendo yo guarda de vista, entretanto que se avisa a la Justicia. Bas. Nosotros que ahora vamos á Madrid, daremos parte.

Carl. Eso conviene. Marq. Yo rabio.

absorto. Pep. De buena escapé.

devarte, y comerse el dote.

Carl. Iba à casarse? Amb. Si, Carlos.

Gonz. Doña Ambrosia, usted me hapuesto.

donde tiene sus estados,

Clar. Qué dices, Hermano? Gonz. Estoi

Clar. á D. Pep. Queria llevarte á Italia,

39 en el precipicio. Clar. Al cabo has caido ya en la cuenta. Gonz. He vivido confiado; y este escarmiento me avisa que debo atajar el daño. Señora: y el aderezo á D. Ambrosia. que debia entrar por alto? Por alto se fué. Usted sabe que á su instancia y por su mano entregué los diez mil pesos á ese hombre de mis pecados. Quando los cobraré yo? Marq. Ola!... Señor, yo he pagado. Usted ha perdido al quince algo mas que eso; y yo alcanzo todavia por mi cuenta unos cien doblones largos. Gonz. Por ser yo el simple que soy me está muy bien empleado. Marq. Si al venir el aderezo le cogen por contrabando, el riesgo es á usted. Gonz. No digo? siempre seré yo el pagano. Clar. Y la opinion de tu hija? Gonz. Como ya se hablaba tanto en Madrid de su gran boda, será este lance sonado. Clar. Escandaloso. Y despues me dirás qué hombre sensato te la pedirá? El remedio es un Colegio, Gonzalo. Allí podrá corregirse, interin se va olvidando un suceso tan ruidoso; sin lo qual apenas hallo probabilidad de que haya quien la ofrezca ya su mano. Gonz. En efecto: me parece será lo mas acertado. Pep. Colegio? Con gran desenfado. Gonz. Sin remision. Pep. No es mi vocacion de claustro. yo quedarme para tia! Me faltará novio acaso? Clar. Y quien será? Pep.con humildady timidez. D. Eugenio, verbigracia, que ha mostrado tenerme aficion .... Eug. con dignidad. Señora

he visto que los resabios

42

de la educación de usted son algo mas arraigados que creía. Usted perdone. Otro menos delicado

que yo, será mas dichoso. Pep. Como!

Patén y hace ademan de arañarse.

Por vida de tantos!

á mí? Clar. Ya ves que la mala conducta al fin da mal pago.

Pago abrazandose de D. Ambrasia.

Pep. abrazandose de D. Ambrosia.
amiga! Clar. El desaire sientes;
mas perder por tus desbarros
en Don Eugenio un esposo
tan prudente, tan honrado,
es hoy tu mayor castigo.

Gonz. Vecina, me desengaño de que el exemplo de usted, y sus consejos viciaron á esa Niña siendo causa de quanto me está pasando. Quien usa malos ardides no espere ya echarme el gancho.

Amb. Y la palabra, señor?

Gorz. La dí medio precisado;
y con lo que he visto, puedo
retractarla, y la retracto.
A la puerta de su casa
dexaré á usted en llegando
á Madrid; y con la mia
no cuente mas. Amb. Este trato
merece una amiga fiel?

Gonz. Es que ya empiezo á ver claro, Carl. Señor Marques, venga Usía. Marq. O golpe humillantel Carl. Vamos; ó á la menor resistencia.. Ped. Agárrale de ese brazo,

y yo de éste. Bart. Entre los dos va muy bien asigurao.

Vase el Marqués enmedio del tio Pedro y Bartolo, que le llevan de los brazos; y siguelos D. Carlos.

Gonz. Nos han dado ciertamente famoso dia de campo!
ya esta casa es para todos melancolico teatro.
Volvamonos á Madrid.

Pep. Ai, tia! Clar. Ahora haces caso de tu tia? Pep. Yo á Colegio? Gonz. Donde estés á buen recado. Amb. Y yo á llorar mis servicios iniquamente premiados.

Bien me alcanza el ramalazo!

Clar. Por unas locas como éstas,
por sus caprichos, sus gastos,
y mala crianza, pierden
su fortuna mas de quatro
dignas de una ventajosa
colocacion. Rezelando
los hombres la general
censura, los malos ratos,
las deudas, y otros perjuicios,

Gonz. Hermana mia, desde hoi aprenderé á ser mas cauto; y aprendanlo con mi exemplo otros padres descuidados

huyen de tomar estado.

## Londing to the severite at the FIN.

Barcelona: Por la Viuda de Piferrer, vendese en su Librería, administrada por Juan Sellent; y en Madrid en la de Quiroga; calle de la Concepciou Gerónima; y otras de diferentes títulos.

Card think council stant St. Calton . . . Mrg. con digathird Schora